



El bastardo de Marx

Las hijas y el hijo ilegítimo de Karl Marx – Una novela documental



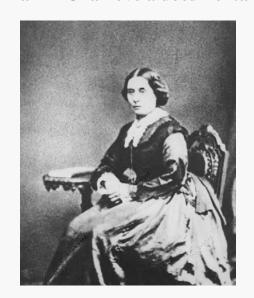

J. C. Ruiz Franco

http://www.jcruizfranco.es

Karl Marx fue un personaje histórico fascinante, y su vida estuvo llena de lucha revolucionaria, erudición, creación teórica y conflictos personales. No puede ponerse en duda que el carácter y las circunstancias vitales influyen en los pensamientos y las creencias, y el caso de Marx no iba a ser distinto. En este libro, con el pretexto de la existencia de un hijo ilegítimo que Marx tuvo con su criada, Helene Demuth, por boca de tres personas cercanas se narran los acontecimientos más importantes de la vida de la familia y de los amigos más íntimos, a la vez que se efectúa un retrato de los protagonistas. También se incluyen documentos importantes sobre ellos que ilustran la narración: cartas, artículos, etc.

A pesar de sus deseos de vivir como un aristócrata, con grandes lujos, sin trabajar y dedicado a la redacción de escritos y a la organización de grupos revolucionarios, el adalid del proletariado llevó una existencia muy difícil durante largos años, y varios de sus hijos murieron siendo pequeños por culpa de su mala situación económica. De las tres hijas que llegaron a la edad adulta, una murió con treinta y nueve años por un cáncer de vejiga, otra se suicidó con cuarenta y tres, y la tercera se suicidó cuando tenía sesenta y seis. Con ellas se extinguió el apellido Marx de la familia, ya que el único varón que sobrevivió a la niñez fue Freddy, el hijo no reconocido que tuvo con Helene Demuth, la criada, el bastardo de Marx, que da título a este libro.

1

Se acerca el momento, pero antes debo dejar todo por escrito y no olvidar nada. La posteridad tiene derecho a saberlo todo. De paso, lo que redacte ayudará a aclarar posibles malentendidos. Yo, Jenny Julia Eleanor Marx, habitualmente llamada por mi tercer nombre y conocida por mis familiares y amigos íntimos como 'Tussy', en plenitud de facultades —o al menos hasta el punto en que me lo permiten los dolores que los sentimientos me infligen— decido voluntariamente acabar con mi vida a la edad de cuarenta y tres años, para evitar seguir padeciendo por culpa de este débil carácter mío, azotado por los vaivenes de la vida que no soy capaz de soportar y por

los chantajes emocionales a los que mi querido y enfermo Edward<sup>1</sup> me somete. No, no me refiero a que tenga alguna dolencia; yo me ocupé de cuidarle bien para que sanara de la fuerte gripe que pasó en invierno, si bien es cierto que ahora se encuentra convaleciente de la operación del riñón. No, su principal enfermedad no es física. Su enfermedad ha sido siempre moral y se ha ido acentuando con los años, a medida que ha ido perdiendo la poca bondad que podía conllevar la juventud para una mente retorcida desde el mismo momento de nacer. Quiero suponer que en el fondo no quiere hacerme daño porque me ama, aunque sólo sea en un pequeño rincón de su malvado corazón. Es más bien que no puede actuar de otro modo: ya decía Sócrates hace más de dos mil años que quien obra mal es en realidad un ignorante, porque si conociera la bondad y todo lo que implica no podría sino actuar bien.

Edward, de alguna manera, debe de haber hecho suya esa forma de ser; habrá corroído su interior, se habrá hecho dueña de la parte del cuerpo que se ocupa de los sentimientos. Y por eso se porta así conmigo, por eso me hace sufrir. Por eso mismo pone esa cara de arrogante indiferencia cuando necesita que lo cuide, y se comporta como una hiena cuando está sano, se encuentra con fuerzas y quiere humillarme. Por esa razón amenazó con hacer público el asunto de Freddy<sup>2</sup> si no le daba parte del dinero que me quedaba de la herencia de Engels, el General<sup>3</sup>. Cuando éste me dijo quién es el verdadero padre de Freddy creí morir; fue el golpe más duro de mi vida. De repente, mi querido padre, que para mí ocupaba el más alto de los pedestales, cayó para ponerse al mismo nivel del resto de los mortales, con todas sus miserias morales. Me desahogué contando el asunto a Edward, quien con gusto me ofreció su hombro para que yo llorase. Pero luego se aprovechó, y en el momento más oportuno me amenazó con contárselo a todo el mundo si yo no le daba lo que me quedaba de la herencia del General. Y claro que tuve que dárselo. No podía permitir la total y pública deshonra que supondría que los miembros del partido, nuestros enemigos y el mundo entero supieran que Karl Marx era el padre de Freddy Demuth, que tuvo un

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Edward Aveling, escritor y político inglés. Fue la pareja de Eleanor Marx durante quince años, sin casarse con ella.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Freddy Demuth, el hijo ilegítimo que Karl Marx tuvo con Helene Demuth, su criada.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> "General" es el apodo con el que los amigos solían llamar a Friedrich Engels.

hijo ilegítimo con Helen y que Engels accedió a cargar con la paternidad para salvar las apariencias. No, ese deshonor sería insoportable para mí y para nuestra familia, y dañaría irremisiblemente nuestra imagen y la del partido, ya que todo el mundo sabría que mi padre, además de ser infiel a mi madre, obró de forma miserable. Así que tuve que ceder al chantaje y darle el dinero que me exigía.



Eleanor Marx

Seguramente también porque es un enfermo moral pidió dinero prestado a Freddy, y en lugar de devolvérselo le ha ido ofreciendo vagas excusas e incluso ha vuelto a exigirle más y le trata desconsideradamente. Por eso se porta así con todos de los que puede obtener algún provecho, del tipo que sea.

Han sido muchos años de convivencia desde aquel día de 1885 en que decidí irme a vivir con él, después de un tiempo de relación que siempre escondí a mi *dear daddy* mientras estuvo con vida. Cuando yo era más ingenua de lo que soy ahora quedé deslumbrada por su impecable aspecto de hombre de mundo, su amor hacia el teatro, sus escritos científicos, su brillante oratoria y su aureola de librepensador. Además, siempre habló bien de mi padre y ayudó a traducir *El Capital* al inglés. Ahora que lo pienso, debo reconocer que también me atrajo que fuera un mujeriego. Es curioso cómo muchas se sienten atraídas por ese tipo de hombres, sin importarles ser engañadas debido a su irresistible atracción hacia otras mujeres. Debe de tener alguna

relación con nuestro carácter animal, porque por lo demás no tiene ningún sentido lógico. No me importó que estuviera casado y que su mujer —Bell— no quisiera concederle el divorcio. Simplemente lo consideré mi esposo a todos los efectos, sin necesidad de documentos que aprobaran nuestra relación. Y por supuesto tampoco me importó lo que la gente pensara de mí. Al contrario, siempre quise dar ejemplo como mujer liberada que soy.

Desde el principio le fui perdonando sus faltas; algunas eran pequeños detalles, otras no tanto. Por ejemplo, eso de que me mintiera diciendo que tenía antepasados franceses e irlandeses —siempre admiré a los revolucionarios franceses y a los irlandeses que luchan por su independencia de Inglaterra— fue una minucia; pero no lo fue que robara en varias ocasiones el dinero de nuestros camaradas, como hizo durante nuestro viaje por los Estados Unidos.

El General siempre le defendió de las acusaciones que lanzaban contra él. Pero debió ser el único, o uno de los pocos, a quienes gustaba, hasta el extremo de que nunca se dio cuenta de que sus amistades dejaron de asistir a sus reuniones para no coincidir con Edward. Para la inmensa mayoría no es más que un granuja que sólo intenta aprovecharse de los hombres pidiéndoles dinero y de las mujeres poseyendo su cuerpo. El General es uno de los pocos con quien no se ha portado como un miserable —no sé si por honradez o por interés propio—, y cuando murió le dedicó un bonito obituario, que ha sido una de las pocas muestras de bondad que ha demostrado en los últimos años.

Es curioso ver cómo Edward logra conquistar a casi todas las mujeres con las que entabla relación. Y es que su forma de hablar y sus modales compensan con creces su notable fealdad, y precisamente esa fealdad le convierte en más atractivo porque induce a creer en una inmensa belleza interior y en un sinfín de cualidades como hombre. Por eso se ha dicho de él que no necesita más que una ventaja de media hora sobre el hombre más guapo de Londres para conquistar a cualquier mujer.

Reconozco que nunca pude soportar sus infidelidades, sus *affairs*. Se aprovechaba de que no estábamos casados, de que el nuestro era un *common-law marriage*, e insistía en que éramos libres de tener relaciones con otras personas, puesto que éramos dos

antiburgueses sin prejuicios. Yo no podía lidiar con eso, pero él siempre se salía con la suya y a mis enfados contestaba con indiferencia o —aun peor— con sus terribles silencios acompañados de esa mirada acusadora tan característica suya. Bien dicen que una imagen vale más que mil palabras. A Edward no le hacía falta decir nada; le bastaba con mirarme para vencerme. Sabía que contaba con esa ventaja, y de ella se aprovechó siempre que le convino.

Si lo pensamos fríamente, con la objetividad propia del materialismo dialéctico de la que habla el General en sus libros, no sé por qué he aguantado tanto tiempo a su lado. Es posible que la explicación sea que dependí emocionalmente del Moro<sup>4</sup> —un padre autoritario— mientras estuvo vivo, y que, una vez muerto él, ante mi incapacidad para llevar una vida independiente, tuve que aferrarme a otra persona que le sustituyera. Con esto no quiero decir que Edward se parezca a mi padre, pero sí es posible que para mí haya sido un sustituto suyo. Soy materialista y no creo mucho en esas cosas, pero he leído algo sobre un filósofo alemán, un tal Hartmann, y sobre dos médicos vieneses, Breuer y Freud, que hablan sobre la parte inconsciente de nuestra mente y todo lo que hacemos de forma involuntaria, sin querer.



**Edward Aveling** 

-----

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> "Moro" era el apodo con el que la familia y los amigos solían llamar a Karl Marx. Se debía a su tez morena.

Todo lo que llevo dicho lo tenía yo asumido como parte de su terrible carácter; incluso que me abandonara a finales de agosto del año pasado. Cogió todo el dinero y los objetos de valor que pudo y se marchó dejándome en la peor de las situaciones, tanto económica como emocional. Ya había dado muestras de infidelidad, pero ese acto fue demasiado incluso para él. Se limitó a decirme que no intentara averiguar su paradero bajo ninguna circunstancia, que no intentara comunicarme con él, y que si quería decirle algo importante lo hiciera a través de un actor con el sobrenombre de "M". Y yo, como tonta que soy, hice todo lo posible porque Freddy tuviera noticias suyas por medio del tal "M" y para que le convenciera de volver a mi lado.

De: Eleanor Marx

A: Freddy Demuth

El Nido, 30 de agosto de 1897

Querido Freddy:

¡Por supuesto, tampoco he recibido ni una línea esta mañana! ¿Cómo puedo agradecerte toda tu bondad y atención hacia mí? Pero, en realidad, te doy las gracias desde lo más hondo de mi corazón. Escribí una vez más a Edward esta mañana. No hay duda de que es un síntoma de debilidad, pero una no puede olvidar catorce años de vida de un plumazo. Creo que cualquiera con el más mínimo sentido del honor, por no hablar de sentimientos de bondad y gratitud, contestaría a la carta. ¿Lo hará? Mucho me temo que no.

Mientras tanto, veo que "M" actúa esta noche en el Teatro "G". Si Edward está en Londres, seguro que irá allí; pero tú no puedes ir, y yo creo que no podré hacerlo (...)

Mañana por la tarde tiene lugar el evento de "S". Lamento transmitirte todos estos problemas, pero ¿podrías ir tú? Se reúnen a las 8 en punto y se quedarán hasta las 10, así que si vas sobre las 9 o las 9:30, podrás averiguar de qué han hablado. Podrías preguntar si él se ha pasado por allí. Entonces

lo sabrías, en cualquier caso. Si él está allí, podrías ponerte a su lado —

delante de otras personas no podrá rehuirte— y esperarle hasta que la

reunión haya terminado. Después ve con él, y di que me habías dicho que

tú ibas a asistir y que has llegado tarde por culpa del trabajo (...)

Entonces él tendrá que decirte si no va a venir —y tú tendrás oportunidad

de hablar con él— o si va a venir. No creo que sea muy probable; pero, de

cualquier modo, espero que vayas a la reunión y averigües si él está allí.

Siempre tuya

**Tussy** 

Edward estuvo ausente del Nido<sup>5</sup> todo el tiempo que quiso, y luego volvió también

cuando le vino en gana, pero no con las orejas gachas, sino con toda la arrogancia de

que sólo él es capaz. Y regresó —lo sé bien— porque ya se sentía enfermo, porque

vaticinaba la terrible enfermedad que iba a padecer. Volvió sin previo aviso ni más

explicación que unas líneas escritas. Pero tuvo el descaro de no decir nada al llegar.

Incluso esperaba que le ofreciera una cálida bienvenida y que yo diera las

explicaciones. Porque lo cierto es que se sintió ofendido —o al menos eso dio a

entender con su actitud— al preguntarle los motivos de su conducta.

De: Eleanor Marx

A: Freddy Demuth

1 de septiembre de 1897

Querido Freddy:

Esta mañana he recibido una nota que dice "Vuelvo. Estaré en casa

mañana" (es decir, hoy). Después un telegrama "En casa definitivamente,

1:30".

Me encontraba trabajando, porque incluso con el corazón roto tenemos que

trabajar —en mi habitación—, y Edward pareció sorprendido y bastante

"ofendido" por no arrojarme en sus brazos. Hasta ahora no se ha disculpado

<sup>5</sup> El "Nido" es la forma con que Eleanor Marx se refería a su casa.

ni me ha dado ninguna explicación. Yo —tras esperar que comenzara él—dije que se debe tener en cuenta la situación, y que nunca olvidaré el trato que he recibido. Él no dijo nada. Dije que tú tal vez vinieras por aquí, y si puedes, ven mañana o cualquier tarde de esta semana; confío en que lo harás. Estaría bien que tuviera que enfrentarse a ti en mi presencia, y a mí en la tuya. Así que, si puedes, ven mañana. Si no, hazme saber cuándo podrás.

Querido Freddy, ¡cómo podré agradecértelo! Te estoy muy, muy agradecida. Cuando te vea, te diré lo que dijo "C".

Siempre mi querido Freddy

Tu Tussy



Eleanor Marx

Su única respuesta fue la indiferencia. Tuvo la poca vergüenza de sentirse ofendido y de ignorarme ante la ausencia de una disculpa por mi parte. ¡Como si yo hubiera tenido la culpa de todo! Ante su silencio, le insistí, y esa misma noche tuvimos una fuerte discusión; breve, pero bastante subida de tono. Dejando a un lado el aspecto sentimental y pasando al más práctico, se gastó todo lo que se había llevado. ¡Todo! Y para colmo me hizo el peor de los chantajes: me dijo que se quedaría conmigo sólo si le daba el resto de la herencia de Engels. Y yo, como tonta, accedí porque le

necesitaba a mi lado, porque dependía de él emocionalmente, y él lo sabía bien. Y

accedí también a la condición de que gozaría de total libertad para ir donde quisiera y

con quien quisiera.

De: Eleanor Marx

A: Freddy Demuth

2 de septiembre de 1897

Querido Freddy:

Ven esta tarde, si puedes. Es para mí una vergüenza comprometerte, pero

me encuentro muy sola y estoy afrontando la más horrible de las

situaciones: ruina total; todo, hasta el último penique, es decir, desgracia

completa. Es horrible; peor de lo que podía imaginarme. Y quiero

consultarlo con alguien. Sé que debo ser yo quien decida finalmente y

asumir la responsabilidad; pero algún pequeño consejo y una amistosa

ayuda sería de gran valor. Así que, mi queridísimo Freddy, ven aquí. Estoy

desconsolada.

Tu Tussy

Después, en noviembre, sufrió un ataque de gripe y aquí le tuve, cuidándole como si

fuera su fiel esposa; tal vez con la ilusión de serlo en esos momentos. La enfermedad

le golpeó muy fuerte. Sufrió una fiebre muy alta durante muchos días y se quedó

tremendamente débil y delgado, prácticamente en los huesos, hasta el extremo de que

los médicos dijeron que el más leve resfriado sería fatal para él. A comienzos de

enero le pagué un viaje a Hastings en busca de un mejor clima para su salud. Pero su

actitud hacia mí no cambiaba, a pesar de todos mis desvelos. ¿Cómo se puede ser tan

ingrato?

De: Eleanor Marx

A: Laura Marx

El Nido, 8 de enero de 1898

(...) Edward está mejor (...) El día después de escribirte el médico me dijo

que podría empeorar en cualquier momento, y que llegaría el momento de

comunicárselo a sus familiares (...)

Está mejor, pero aún está terriblemente débil y muy demacrado. Se ha

quedado en los huesos, tan sólo tiene piel y huesos. Los médicos dicen que

el más leve resfriado podría ser fatal

De: Eleanor Marx

A: Freddy Demuth

El Nido, 13 de enero de 1898

Mi querido Freddy:

Estábamos muy tristes por no verte, y más sabiendo que estabas enfermo.

Sí, a veces, igual que tú, tengo la impresión de que nada nos va bien. Me

refiero a ti y a mí. Por supuesto, la pobre Jenny tuvo su buena ración de

pena y dolor, y Laura perdió los niños que tuvo. Pero Jenny fue lo bastante

afortunada para morir, y aunque eso fue muy triste para sus hijos, a veces

creo que para ella fue una suerte. No me hubiera gustado que Jenny tuviera

que vivir lo que estamos pasando ahora. No creo que tú y yo seamos

personas malvadas; y sin embargo, querido Freddy, parece como si

recibiéramos todos los castigos. ¿Cuándo podrás venir? ¿No este domingo,

pero sí el siguiente? ¿O durante la semana? Quiero verte. Edward está

mejor, pero muy, muy débil.

Tu Tussy

Se puso enfermo, le cuidé y le pagué un viaje por el bien de su salud. A finales de

enero volvió a casa del balneario, pero su antigua enfermedad renal se manifestó en

forma de tumor y nos dijeron que era necesario operarle. A pesar de todos mis

cuidados y apoyo, se siguió mostrando brutalmente egoísta. Es para mí una suerte

tener a Freddy; aunque a veces no pueda ayudarme directamente, al hablar con él me desahogo y sus palabras me sirven de consuelo.

De: Eleanor

A: Freddy Demuth

3 de febrero de 1898

Estoy contenta de que te encuentres un poco mejor. Deseo que estés lo suficientemente bien para venir y estar conmigo desde el sábado hasta el lunes, o al menos hasta el domingo por la noche. Es brutalmente egoísta, lo sé; pero, querido Freddy, tú eres el único amigo con el que puedo ser totalmente sincera, y por eso me encanta verte.

Debo afrontar problemas muy graves, en su mayor parte sin ayuda (porque Edward no ayuda ni siquiera ahora), y apenas sé qué hacer. Todos los días recibo demandas de dinero que tengo que pensar cómo afrontar, además de la operación y todo lo demás, no sé. Creo que es de mala educación compartir contigo los problemas, pero, querido Freddy, tú conoces la situación; y a ti te puedo decir lo que no actualmente no le diría a nadie. Se lo diría a mi querida vieja Nymmy<sup>6</sup>, pero, como no la tengo, sólo te tengo a ti. Así que olvida mi egoísmo y ven si puedes.

Edward ha ido hoy a Londres. Va a visitar médicos y a otras cosas. ¡No me permite ir con él! Esto es una pura crueldad, y hay cosas que no quiere contarme. Querido Freddy, tú tienes a tu hijo, pero yo no tengo a nadie; y no tengo nada por lo que valga la pena vivir.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> "Nimmy" es uno de los apodos con los que la familia y los amigos llamaban a Helene Demuth, la criada de los Marx.



**Edward Aveling** 

De: Eleanor Marx

A: Freddy Demuth

5 de febrero de 1898

## Mi querido Freddy:

Me duele saber que no vas a venir mañana. Siendo justos, déjame decir que Edward no pensaba pedirte dinero de nuevo. No sabes lo enfermo que está. Quería verte porque cree que no te volverá a ver después de la operación.

Querido Freddy, conozco la pureza de tus sentimientos hacia mí y lo que te preocupas por mí. Pero creo que no entiendes todo; yo sólo estoy empezando a hacerlo. Pero veo cada vez con mayor claridad que la maldad es sólo una enfermedad moral, y el moralmente sano (como tú) no está en condiciones de juzgar la condición del moralmente enfermo; igual que la persona físicamente sana difícilmente puede darse cuenta de la condición del físicamente enfermo.

A algunas personas les falta el sentido de la moralidad, igual que otras son sordas, o ven mal, o tienen otra enfermedad. Y estoy empezando a entender que no tenemos más derecho a culpar a una enfermedad que a otra. Debemos probar y curar, y, si la cura no es posible, hacer todo lo que

podamos. He aprendido esto por medio de un largo sufrimiento, un

sufrimiento de formas que ni siquiera te voy a contar a ti; pero he

aprendido, y por eso estoy intentando soportar este problema lo mejor que

puedo.

Queridísimo Freddy, no creas que he olvidado lo que Edward te debe (me

refiero al dinero; la amistad es incalculable), y por supuesto recibirás lo que

te debe. Tienes mi palabra. Espero que Edward ingrese en el hospital la

semana próxima. Espero que sea pronto, porque esta espera le está

sentando terriblemente. Te haré saber las noticias definitivas, y espero con

todo mi corazón que pronto estés mejor.

Tu Tussy

De: Eleanor Marx

A: Freddy Demuth

7 de febrero de 1898

Mi queridísimo Freddy:

Me atrevo a decir que estoy tan preocupada que no fui totalmente clara.

Pero no me has entendido y yo estoy demasiado afligida para explicarme.

Edward ingresa mañana en el hospital y le operan el miércoles. Hay un

dicho francés que dice que entender es perdonar. Tanto sufrimiento me ha

enseñado a entender, y por eso ni siquiera necesito perdonar. Sólo puedo

amar.

Querido Freddy. Me alojaré muy cerca del hospital, en el 135 de Gower

Street, y te informaré de cómo van las cosas.

Tu vieja Tussy

De: Eleanor

A: Freddy Demuth

20 de febrero de 1898

Mi queridísimo Freddy:

Me llevé a Edward a casa el jueves, ya que los médicos pensaron que

estaría mejor aquí que en el hospital (¡Vaya un hospital más horrible!), y

quieren que vaya a Margate (...) Ya entenderás; de todas formas yo debo

seguir con esto y ahora debo hacerme cargo de él. Querido Freddy, no me

culpes. Creo que no lo harás porque eres bueno y sincero.

Tu Tussy

De: Eleanor Marx

A: Freddy Demuth

1 de marzo de 1898

Mi queridísimo Freddy:

No creas que no te escribo porque me he olvidado de ti. Es sólo que estoy

cansada y a menudo no tengo fuerzas para escribir. No puedo decirte lo

contenta que estoy de que no me culpes demasiado, ya que pienso que eres

uno de los más grandes y mejores hombres que he conocido.

Son malos tiempos para mí. Creo que hay pocas esperanzas, pero sí hay

mucho dolor y sufrimiento. Cómo logramos seguir es todo un misterio para

mí. Estoy lista para irme, y lo haría con gusto. Pero mientras quiera ayuda,

no tengo más remedio que quedarme.

Lo más bonito, y lo único que me sirve de ayuda, es la amabilidad de todo

el mundo. No puedes imaginarte lo buenas que son para mí todas las clases

de personas, y la verdad es que no sé por qué.

Y estoy muy orgullosa de que la Federación de Mineros y la Unión de

Mineros, como si no hubiera sido retribuida por mi trabajo de traducción en

el Congreso Internacional de Mineros (¡fue un trabajo de verdad!) el

pasado mes de junio, me hayan enviado un pequeño portafolios y una

pluma estilográfica. Me siento avergonzada de aceptar ese regalo, pero no

puedo evitar hacerlo. ¡Y la verdad es que me agrada!

Querido Freddy, ¡cómo me gustaría poder verte! Pero supongo que no

puede ser precisamente ahora.

Tu Tussy.

De: Eleanor Marx

A: Natalie Liebnecht

1 de marzo de 1898

(...) No conocerías a mi pobre Edward si lo vieras ahora. Está en los

huesos y apenas si puede andar unos metros (...) A veces me cuesta saber

cómo voy a resistir. No es sólo esta terrible ansiedad, sino las dificultades

materiales. Nuestros ingresos conjuntos son muy pequeños y los gastos

actuales son enormes: médicos, facturas de la farmacia, sillas de ruedas

para salir a pasear, etc., a lo que se añaden los gastos de mantenimiento de

la casa; todo ello supone una gran cantidad. Te hablo con tanta franqueza

porque sé que lo entenderás.

De: Eleanor Marx

A: Kautsky

20 de febrero de 1898

Me temo que existen muy pocas esperanzas de una recuperación definitiva.

Hoy ha andado un poco, apoyado en mi brazo y en un bastón (...) Esta es,

como ya puedes suponer, una época de terrible ansiedad en todos los

sentidos.

-----



Eleanor Marx

Todas sus infidelidades y sus menosprecios eran algo habitual para mí, ya estaba acostumbrada, pero lo que no he podido asimilar y ha acabado de hundirme ha sido enterarme de que se casó hace diez meses con una tal Eva Frye, una amateur actress de sólo 22 años. Imagino que no pudo resistir la tentación de añadir una nueva conquista a su larga lista; sin olvidar el hecho de volver a sentirse joven al tener entre sus manos carne fresca, mientras la suya envejece rápidamente. Supongo que se casó porque de lo contrario ella no habría consentido en tener sexo con él, o bien porque ya lo había tenido y la dejó embarazada. Quién sabe. Lo que me duele es que, de ser la verdadera esposa durante trece años —aun sin pasar por el juzgado, ni maldita la falta que me hacía—, me he convertido en la amante. Y además en la amante que está a punto de ser abandonada a pesar de todo lo que ha hecho por su hombre. Me enteré ayer de todo gracias a una carta escrita por la propia Eva en la que le exige que se vaya a vivir con ella, su legítima esposa, y que de paso se lleve el dinero que le corresponda de lo tenido en común conmigo. Cuando fui a informarle sobre la llegada de la carta —y de paso a dejarle bien claro que conozco el embrollo—, con toda la frialdad del mundo me dijo que el asunto no tiene importancia, me acusó de exagerada y se negó a dar más explicaciones. Por la noche me anunció que hoy iría a

Londres solo —seguramente a ver a su esposa, a pesar de su mal estado de salud—, y eso ha hecho esta mañana.

De Eleanor

A Olive Schreiner

29 de marzo de 1898

Estoy segura de que Edward me va a abandonar. Lo presiento y sería una completa idiota si no lo supiera. El modo como él me trata, con tanta frialdad, tanta indiferencia, tanta crueldad...

Ser rechazada, ahora sé lo que es. De nada me sirve saberlo y saber que no debería sentirme así, pero me encuentro demasiado débil para poder escapar de todas esas cargas insoportables que nos impone la sociedad. Si en cierta forma logré, en mi vida, escapar de algunas de ellas, de otras en cambio no lo hice antes ni tampoco lo hago ahora. Cuando lo pienso racionalmente, sé que estoy siendo injusta conmigo misma al sentirme así; pero, por más que trato de evitarlo, no puedo, y me avergüenzo de haber sido tratada de esa manera (...)

Cuántas veces estuvimos de acuerdo en que el suicidio era un derecho de cualquier persona que no pudiera o no quisiera vivir. Sabíamos incluso el veneno que utilizaríamos, nada parecido al polvo blanco, el horrible arsénico de Emma Bovary que le provocó una muerte horrorosa y lenta. Queríamos algo rápido, y tú decías que usarías una pistola al borde de un abismo y te darías un tiro en el corazón o en la cabeza, esos dos grandes culpables de todos los sufrimientos humanos, pero yo dije que no. ¿Te acuerdas? Yo dije que quería morir en la cama, preferiblemente con una bonita dormilona blanca, mi color favorito, el color de la inocencia, pero también el color de la nada (...)

Muchas veces estoy casi segura de que él se va a morir. En cierto modo, llego a desearlo. No sé si me puedes entender. Sé que a veces soy

insoportablemente egoísta al pensar así, pero a veces casi anhelo que éstos

sean sus últimos días. Porque eso, de alguna manera, me da fuerzas para ser

paciente y tratar de entenderle y perdonarle. Perdonar su enfermedad

moral. Perdonarme. Perdonarnos a los dos

Menos mal que durante todo este tiempo he tenido a mi lado a Freddy, la única

persona en quien he podido confiar. Aunque sólo es mi medio hermano —y él ni

siquiera lo sabe—, se ha portado como si fuera mi hermano de verdad, como si no

hubiera sufrido la terrible injusticia que ha tenido que soportar tantos años. A menudo

me pregunto cómo fue posible que mi padre no le aceptara de ningún modo y que el

General no quisiera ni verle. A pesar de ser tan buenas personas, cometieron esta

terrible injusticia con él. Ahora que lo pienso, en realidad mi padre durmió en una

ocasión en la misma casa que Freddy. Fue en 1882, cuando ya había muerto Möhme<sup>7</sup>

y el Moro se sentía terriblemente solo. Supongo que buscando compañía, y para saber

qué habría sido de su hijo ilegítimo, se informó de dónde vivía y acudió a su casa

para charlar con él. Por supuesto, no le reveló el terrible secreto.

De: Eleanor Marx

A: Laura Marx

19 de diciembre de 1890

(...) Freddy se ha portado admirablemente en todos los sentidos, y la

irritación de Engels contra él es tan injusta como incomprensible. Supongo

que a ninguno de nosotros nos gusta afrontar nuestro pasado, en carne y

huesos. Siento que siempre que veo a Freddy es con una sensación de culpa

y de haber obrado mal. ¡La vida de ese hombre! Oírla contar supone para

mí una gran pena y una vergüenza a la vez (...)

<sup>7</sup> "Möhme" es un diminutivo de "madre", en alemán. Era la forma con que las hermanas Marx llamaban a su madre, Jenny Marx von Westphalen.

Debe ser verdad eso que dicen de que los grandes hombres tienen grandes defectos. En el fondo no se lo puedo reprochar a ninguno de los dos, en parte porque entiendo lo que les debió preocupar que se pudiera hacer público el asunto —con el duro golpe que eso habría supuesto para el movimiento socialista— y en parte porque pocos son capaces de enfrentarse con las faltas cometidas en el pasado: uno por haber sido infiel a su mujer (mi madre) y el otro por haber consentido el encubrimiento y haber participado en él haciéndose pasar por el padre de Freddy. Conozco bien la historia porque he tenido en mis manos toda la correspondencia de los protagonistas.

Todo comenzó cuando, en agosto de 1850, mi madre viajó a Holanda para pedir ayuda económica al tío de mi padre, Leon Phillips.

De Breve bosquejo de una vida memorable (de Jenny Marx<sup>8</sup>)

En agosto de 1850, aunque estaba lejos de sentirme bien, decidí dejar a mi hijo enferme e ir a los Países Bajos para obtener ayuda y consuelo del tío de Karl (...) El tío de Karl estaba muy mal dispuesto debido a los efectos desfavorables de la revolución en sus negocios y los de sus hijos, odiaba la revolución y los revolucionarios y había perdido el sentido del humor. Se negó a prestarme ayuda, pero cuando ya me iba me puso en la mano un regalo para mi hijo menor, y vi que le dolía no estar en situación de darme más (...) Volví a casa con el corazón afligido.

Supongo que el Moro abordó a Lenchen porque se sentía solo, o tal vez fue solamente su apetito viril lo que le llevó a acercarse a ella. Sea como fuere, hubo un *affair* entre los dos, y lamentablemente para ellos hubo un embarazo que pronto fue imposible de ocultar a mi madre. En marzo de 1851 vino al mundo Franziska, mi hermana, que sólo llegó a vivir un año, y en junio sucedió lo inevitable, el nacimiento del hijo de Helene. Aún me impresiona ver el laconismo de mi madre en sus memorias al referirse al acontecimiento.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> La mujer de Marx redactó este escrito en 1865, con los recuerdos más destacables de su vida y la de la familia.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> "Lenchen" es otro de los apodos con los que la familia y los amigos conocían a Helene Demuth.

A comienzos del verano de 1851 ocurrió algo de lo que no volveré a hablar, pero que aumentó en gran medida nuestras preocupaciones privadas y públicas.

Por supuesto, Möhme se refería al nacimiento de Freddy, que vio la luz el 23 de junio de 1851, en la casa que mi familia ocupaba en el número 28 de Dean Street, en el Soho 10. Por lo que yo sé, mi padre era bastante vigoroso, con un fervor sexual bastante marcado, y mi madre le complacía en la medida de sus posibilidades. A pesar de nuestras ideas avanzadas, mi padre seguía creyendo en sus derechos y prerrogativas como varón, por encima de la mujer; por ese motivo tuvieron tantos hijos, a pesar de su mala situación económica. Lenchen, en cierto sentido, era como su segunda mujer, ya que se hacía cargo de casi todos los asuntos cotidianos de la familia. En ausencia de mi madre, con la potencia sexual de mi padre y a su lado una mujer de treinta años de buena presencia, mi padre tuvo relaciones con Helene, quien posiblemente accedió con gusto, con el cariño y la admiración que siempre sintió por el Moro. Mi madre estaba lejos y no tenía por qué enterarse de nada. Pero la naturaleza les jugó una mala pasada en forma de hijo no deseado.



Helene Demuth

-

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Barrio londinense que en el siglo XIX era eminentemente obrero y habitado por la clase más pobre de la ciudad.

\_\_\_\_\_

La buena de Lenchen era alemana, como mis padres, y nació el 31 de diciembre de 1820 en Saarland. Su padre, descendiente de campesinos, era panadero, pero el negocio no iba bien y la familia era pobre. Ninguno de los hijos recibió formación, y con sólo diez años Helene fue enviada como criada a una familia de Tréveris. No encajó bien en su primer destino, ni en el segundo, y después de varias mudanzas acabó llegando a la casa de los Westphalen, la familia de mi abuelo, el padre de mi madre, en 1833. Allí encontró por fin una familia hospitalaria que la trató con dignidad, lo cual agradeció toda su vida. Y en 1845, dos años después de que mis padres se casaran, mi abuela se la envió a mi madre cuando estaba en Bruselas, a modo de regalo de bodas tardío, sabedora de que era el mejor presente que podía hacerle. No se equivocaba, porque gracias a ella pudo la familia sobrevivir en los peores momentos, y se mantuvo fiel aunque pudo haberse ido a otra casa más próspera, donde sin duda habría vivido mejor. En cierto sentido, en aquellos tiempos se sentía parte de la familia y a la vez una especie de sierva, propiedad de mi madre. Rara vez recibió dinero; al contrario, en más de una ocasión tuvo que utilizar sus exiguos ahorros para poder comer. Ella era la que, cuando no había qué comer ni dinero para comprar comida, cogía algún objeto de cierto valor y lo llevaba a la casa de empeños. Supongo que eso la obligó a desarrollar su carácter, que era bastante fuerte. Lo que ella decía, eso se hacía en casa. Aunque en teoría era la criada, en realidad no es sólo que fuera una más de la familia; lo cierto es que ejercía una especie de dictadura. Y mi padre se sometía a esa dictadura sin protestar. No obstante, a pesar de ser la que mandaba, era la que más trabajaba; a veces la única.

Su talento para los asuntos domésticos le permitió salvar las situaciones más complicadas. La familia Marx debió a este espíritu del orden y de la economía no verse privada de lo mínimo y necesario para su existencia. Helene sabía hacerlo todo: cocinaba, ordenaba la casa, vestía a las chicas,

cortaba y cosía los vestidos, ayudaba a la señora Marx. Ejercía simultáneamente las funciones de ecónomo y mayordomo de la casa. Las chicas la querían como a su madre y ella ejercía sobre las tres una autoridad maternal. La mujer de Marx la consideraba su amiga más íntima, y Marx tenía con ella una amistad muy particular; jugaban al ajedrez y muchas veces he visto cómo él perdía. El amor de Helene por la familia Marx era totalmente ciego.

## Wilhelm Liebknecht

De joven era agraciada y tenía unos ojos azules muy bonitos y una buena figura, ein hübsches Mädchen; a eso se añadía un trato fácil. Tuvo varios pretendientes — algunos con un buen empleo— y pudo casarse y formar una familia, pero sentía que su obligación era ser fiel a mis padres, y con ellos se quedó, como una segunda madre para nosotras. En realidad, muchas veces ella era la que ejercía como tal, sobre todo durante las largas temporadas en que mi madre permanecía en cama, enferma, y también debido a la poca habilidad de Möhme para dirigir la casa. Su círculo de amistades se limitaba al de la familia. Era también una buena cocinera, y con muy pocos recursos podía hacer un guiso con el que alimentarnos durante varios días. Aunque no recibió formación, no era una iletrada en ningún sentido. Leía cuanto podía, hablaba inglés y francés, aparte del alemán, su lengua materna, y sus opiniones sobre todos los temas posibles eran tenidas en cuenta incluso por mi padre y el General.

A comienzos de 1851, su embarazo era evidente, así que mi padre y ella, en secreto, tuvieron que inventar alguna explicación. No podían reconocer, ni ante mi madre ni ante los amigos de la familia, y menos ante la opinión pública, que él era el padre. Así que el Moro recurrió a su íntimo amigo, conocedor de todos sus secretos, no sólo para contarle el asunto y con ello aliviar sus penas, sino en busca de ayuda y quizá de algo más.

De: Karl Marx

A: Friedrich Engels

31 de marzo de 1851

(...) Por último, para acabar de rematar la situación de un modo

tragicómico, existe un secreto que te revelaré en pocas palabras. Pero justo

en este momento me interrumpen y tengo que acudir junto a mi mujer, que

está en cama, enferma. Así que dejaré el asunto, en el que tal vez tengas

cierto papel, para la próxima ocasión.

De: Karl Marx

A: Friedrich Engels

2 de abril de 1851

Respecto al misterio, no te escribiré nada sobre él, ya que, sin importar lo

que me cueste, te visitaré a finales de abril. Debo apartarme algún tiempo

de aquí.

El 17 de abril, mi padre viajó a Manchester para pasar unos días con el General, lo

suficiente para explicarle el *mystère* y convencerle del papel que tenía que representar

en la tragicomedia. Dado que el General había estado en Londres hasta noviembre del

año anterior y había visitado con frecuencia la casa de los Marx, habría contado con

oportunidades de tener relaciones íntimas con Lenchen. Además, como mi madre era

sabedora de la situación un tanto irregular del General en lo relativo a las relaciones

de pareja y el matrimonio, creyó que éste era el padre, sin dudar ni un ápice de la

historia inventada. Mi madre, además de estar siempre orgullosa de su origen

aristocrático, era muy conservadora en lo referente al matrimonio y nunca aprobó la

—para ella— escandalosa vida del General con las que ella llamaba concubinas. Así

que, ya que Engels era una especie de libertino, cabía la posibilidad de que hubiera

seducido a la inocente Lenchen para gozar de su cuerpo, y la consecuencia no

deseada era ese visible embarazo que ella mostraba en ese momento. Engels

demostró su lealtad a mi padre una vez más, si bien no accedió a ser el padre a

efectos oficiales, por lo que, cuando Helene inscribió a Freddy en el registro de St.

Anne de Westminster con el nombre de Henry Frederick, dejó en blanco el espacio

reservado para el nombre del padre y le puso su apellido, Demuth.

Y así comenzó la triste vida de Freddy. Después de unos días junto a nuestra familia,

se decidió que fuera dado en adopción y lo acogió una familia de apellido Lewis, de

clase trabajadora. No obstante, mi madre comenzó a sospechar de la historia,

posiblemente porque entre mi padre y Lenchen surgió una especie de lazo íntimo que

antes no existía. Los enemigos de Marx también empezaron a hacer correr rumores.

De: Karl Marx

A: Joseph Weydemeyer

2 de agosto de 1851

Puede usted imaginar que mi situación es bastante mala (...) Además de lo

que le he relatado, están las infamias de mis enemigos, que nunca se

atreven a atacarme abiertamente, pero que están intentando vengarse

poniendo en entredicho mi buen nombre y haciendo circular las más

inefables calumnias contra mí (...) Mi mujer, que está enferma, se siente

peor cuando los estúpidos chismosos les hacen llegar todas esas

habladurías. La falta de tacto de algunas personas en este sentido suele ser

enorme.

Así que al final tuvieron que contárselo a mi madre, que sentiría como si recibiese

una puñalada en lo más profundo de su corazón. Su amado marido y su querida

amiga y confidente —más que criada— habían aprovechado su ausencia para tener

relaciones sexuales. Por supuesto, Möhme guardó silencio por el buen nombre de la

familia y por el bien de la causa comunista, pero el suceso debió dejar huella en su

naturaleza enfermiza y su carácter histérico. Supongo que tampoco quiso divorciarse

por esos mismos motivos.

\_\_\_\_\_



Helene Demuth

Al separarle de su madre, Freddy evitó tener que vivir en penosas condiciones durante su infancia, pero el pobre no recibió educación, y aunque ahora lee todo lo que puede, ya es muy tarde para que la cabeza de un hombre maduro pueda convertirle en un intelectual.

En cuanto a su relación con la familia, creo que mi padre sólo le habló en una ocasión, sobre un asunto trivial. Y Engels no quiso coincidir nunca con él, hasta el extremo de que, después de morir mi padre y marcharse Lenchen a vivir con el General, Freddy sólo visitaba a su madre cuando él no estaba en la casa, entrando por la puerta de servicio, no por la puerta principal, y permaneciendo exclusivamente en la cocina o en el sótano, sin acceder al resto de la casa. A pesar de todo, Helene le quiso mucho y le dejó en herencia todo lo que tenía en el momento de su muerte. Por cierto, Lenchen, a pesar de la intimidad que había entre nosotras, nunca me dijo si alguna vez habló con su hijo sobre quién fue su verdadero padre. Creo que no, ya que, en caso de haberlo hecho, le habría sido imposible ocultármelo.

El peor momento para Freddy vino cuando su mujer se marchó de casa, le abandonó por un militar y se fue con todo el dinero ¡Con todo lo bueno que es, ha tenido la mala suerte de recibir mucho mal a lo largo de su vida!

De Eleanor Marx

A Laura Marx

26 de julio de 1892

Es estupendo que hayas enviado 50 francos a Freddy (¡sé que difícilmente puedes permitírtelo!), aunque, cuando él me pidió que tu marido no presionara a Longuet, no estaba queriendo dar a entender que tú le enviaras algo. Los hechos son éstos: la mujer de Freddy se marchó hace algún tiempo, llevándose no sólo la mayor parte de sus pertenencias y su dinero, sino, lo que es peor, 24 libras que guardaba a sus compañeros de trabajo. Este dinero pertenece a un fondo de compensación para ellos, y el sábado tiene que dar explicaciones sobre ese dinero. Ahora entenderás su mala situación. Freddy escribió a Longuet una y otra vez. Pero él ni siquiera contesta las cartas, por lo que me rogó que intentar convencer a Paul de que él explicara la situación a los administradores de algún modo. Por supuesto, yo no he contado todo esto a Longuet, ya que Freddy no quiere que lo sepa todo el mundo, especialmente Engels. Creo que nosotros podremos hacernos cargo del desembolso porque Edward espera obtener algo por una pequeña opereta que ha escrito, y eso, junto con lo que Freddy ya tiene, será suficiente.

Y luego vino el asunto de la herencia del General, que no le dejó ni un mísero *penny*. Menos mal que, con parte del dinero que recibimos Laura, el marido de Jenny y yo, le hemos ido ayudando. Si no hubiera sido por eso, no sé qué habría sido de él en los malos tiempos. ¡Pobre Freddy! El único consuelo que tiene es su hijo. Estoy segura de que sus buenos modales, su buen vestir, el maletín que siempre lleva al trabajo —

en lugar del típico bolso de obrero— y el hecho de que use sombrero en lugar de gorra, es decir, esa manera de distinguirse del resto de los obreros, se debe a que necesita reafirmar su personalidad de algún modo.

Es una suerte que no sepa quién fue su verdadero padre. Sospecho que siempre ha creído que fue hijo natural del General, fruto de un desliz que tuvo con la fiel Lenchen, y que nunca ha sospechado nada sobre su relación con el Moro. Por supuesto, yo he hecho cuanto he podido para que nunca se enterase. Las personas intelectuales amamos la verdad y por ella hacemos cualquier cosa, incluso sacrificamos nuestra felicidad; pero las más simples no pueden soportarla en la mayoría de los casos. Para ellas es más importante ser felices, aunque sea la felicidad de la ignorancia. Freddy es mi hermano y una de las personas a las que más he querido, además del Moro, Möhme, Lenchen, mis hermanas y el General, pero es una persona sencilla, no un intelectual, y como tal hay que tratarle. Hay que protegerle de la verdad para que sea feliz, ya que no podría soportarla.

A las hijas siempre se nos escondió que teníamos un medio hermano, fruto de una relación ilegítima entre el Moro y Lenchen. La pobre Jenny murió sin saberlo. Creo que Laura fue atando cabos poco a poco y al final se enteró de todo. En cuanto a mí, fue un duro golpe. Mi padre era casi un dios para mí. Era la persona a la que yo adoraba, incluso después de muerto. Cumplí su voluntad mientras estuvo con vida: rompí mi relación con mon chéri monsieur Lissagaray y nunca le hablé sobre los inicios de mi relación con Edward. Pero alguna vez tenía que llegar el fatídico momento de conocer la verdad. Y sucedió en 1895, con motivo de la enfermedad del General y sus últimos días de vida. En su lecho de muerte, delante de Samuel Moore, Ludwig Freyberger y su mujer, Louise, sintiéndose morir, y para evitar que le acusaran, después de muerto, de no haber tratado bien a Freddy y de no haber accedido a poner su nombre en su inscripción de nacimiento, confesó la verdad, dijo que Freddy era en realidad hijo del Moro y añadió que el secreto sólo debería revelarse si su buena reputación estuviera en peligro. Moore acudió inmediatamente a decírmelo. En ese momento yo vivía en Orpington, y hasta allí viajó para comunicarme la noticia. Por supuesto, no le creí. ¿Cómo iba a ser posible lo que me

contaba? Tuve que visitar al General para que él mismo me lo confirmara. El pobre ni siquiera podía hablar y tuvo que escribirlo en una pequeña pizarra: Marx era el padre de Freddy. Yo también até cabos en cuestión de segundos y todo parecía encajar. El mundo se me vino encima: la intocable figura de mi padre caía hecha añicos. Rompí

a llorar y pasé varios días como si me encontrara en una nube.

De: Louise Freyberger

A: August Bebel

4 de septiembre de 1898

Que Freddy Demuth es hijo de Marx lo sé por el mismo General. El General se mostró muy sorprendido de que Tussy se aferrara con tanta tenacidad a su creencia, y ya entonces me concedió el derecho de que en caso de necesidad contestara a las habladurías sobre que él no trató bien a su hijo. Recordarás que ya te comuniqué esto mucho antes de la muerte del General.

Que Frederick Demuth es hijo de Karl Marx y Helene Demuth lo confirmó pocos días antes de su muerte el General a míster Moore, quien después fue a ver a Tussy en Orpington para comunicárselo. Tussy afirmó que el General mentía, y que hasta entonces él mismo siempre había dicho que él era el padre. Moore regresó de Orpington, volvió a preguntar insistentemente al General, pero el anciano mantuvo su afirmación de que Freddy era hijo de Marx, y comentó a Moore: "Tussy quiere convertir a su padre en un ídolo".

El domingo, es decir, la víspera de su muerte, el General se lo comunicó personalmente a Tussy escribiéndolo en la pizarrita, y Tussy salió tan afectada que olvidó todo su odio contra mí y se arrojó en mis brazos para llorar amargamente.

El General nos autorizó (a míster Moore, a Ludwig y a mí) a hacer uso de dicha confesión sólo en caso de que se le acusara de mezquindad para con

Freddy; dijo que no quería ver mancillado su nombre, y menos aún cuando ya no serviría de nada a nadie.

Su intervención en favor de Marx había preservado a este último de un grave conflicto doméstico. Aparte de nosotros, míster Moore y las hijas de Marx —creo que Laura se imaginaba la historia, aunque no la supiera directamente—, y también Lessner y Pfander sabían de la existencia del hijo de Marx. Después de la publicación de las cartas de Freddy, Lessner todavía me dijo: "Freddy debe ser probablemente hermano de Tussy, siempre lo hemos sabido, pero nunca pudimos enterarnos dónde se había criado el chico".

En la apariencia física, Freddy se parece a Marx, y realmente había que estar muy ciego para querer sospechar en ese rostro claramente judío, con su espeso cabello negro azabache, cualquier parecido con el General. He visto la carta que Marx escribió por aquel entonces al General a Manchester, pues entonces éste todavía no vivía en Londres, pero creo que el General debe haberla hecho desaparecer, al igual que tantas otras.

Eso es todo cuanto sé acerca de la historia; Freddy no se enteró jamás —ni por su madre ni por el General— de quién era su padre. Yo ya conocí a Freddy durante mi primera estancia en Londres; la vieja Nimm me lo presentó. Freddy iba a visitarla regularmente cada semana, pero sorprendentemente no entraba nunca por la puerta de las visitas, sino por la cocina. Sólo cuando yo comencé a visitar al General y él prosiguió con sus visitas, logré que se le concedieran todos los derechos de una visita.

Acabo de leer una vez más tus líneas en relación con esta cuestión. Marx siempre tenía en mente la posibilidad de divorciarse de su esposa, que era terriblemente celosa. Pero Marx no amaba al chico y el escándalo habría sido demasiado grande. No se atrevía a hacer algo por el muchacho, que se crio en casa de unos señores llamados Lewis y utilizó el apellido de su familia adoptiva, y no lo hizo con el apellido Demuth hasta después de la muerte de Nimm. Tussy sabía muy bien que la señora Marx había

abandonado una vez a su marido y se había ido a Alemania, y que durante mucho tiempo Marx y su esposa no durmieron juntos, pero eran cosas cuya verdadera razón no le gustaba indicar. Idolatraba a su padre e ideaba las mayores levendas.



Jenny Marx von Westphalen

Al pobre Freddy le separaron muy pronto de su madre y vivió con los Lewis, aunque, por lo que me han contado, seguramente comió mejor en esa casa que si hubiera estado en la de mis padres y mis hermanas —yo no había nacido aún—, donde entonces reinaba la pobreza. Por mi parte, tuve la suerte de que, poco después de nacer, mi madre recibió la herencia de su madre y de su tío, con lo que la familia pudo dejar el Soho y mudarse a Grafton Terrace; luego vino el generoso donativo del tío Leon; después la herencia de mi abuela y la del bueno de Lupus<sup>11</sup>; y por fin la pensión anual que nos pasó el General desde que se convirtió en socio de la empresa de su padre y ya pudo permitirse hacer ese desembolso para sostener a los Marx, por el bien de la causa. Mi padre era un genio; de eso no hay duda, pero nunca supo ganarse la vida ni mantener a la familia, y el poco dinero que entraba durante los años malos se le iba en los gastos más absurdos, en lugar de invertirlo bien. Estoy segura

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> "Lupus" era el apodo de Wilhelm Wolff, comunista y amigo de Marx que en numerosas ocasiones le prestó dinero y que a su muerte le dejó en herencia todos sus bienes, que ascendían a una cantidad considerable.

de que, si no hubiera sido por los continuos golpes de suerte en forma de herencias y donativos, y por todo lo que el General ayudó a la familia a lo largo de tantos años, todos habríamos muerto de hambre. ¡Pobre Moro! Escribió sobre los entresijos del capital, pero nunca fue capaz de ganar dinero, y menos de ahorrarlo o invertirlo cuando le llegaba caído del cielo.

Karl Marx, mi padre nació el 5 de mayo de 1818 en Tréveris, pequeña ciudad renana perteneciente al reino de Prusia. Sus padres, Heinrich y Henriette, eran de ascendencia judía, pero, aunque ella seguía declarándose religiosa y procuraba respetar la tradición, él, que era abogado, había abjurado de sus orígenes y abrazado la religión evangélica para poder ejercer su oficio. Por encima de creencias y del respeto a las formas, se declaraba liberal y había leído a los ilustrados. Ciertamente, el joven Moro creció en un ambiente liberal, no sólo por la influencia de su padre, sino por la de su paisano, el barón Ludwig von Westphalen, que le quería y le apreciaba como si fuera su hijo. En 1835 comenzó sus estudios en la Universidad de Bonn y al año siguiente se trasladó a la de Berlín. Ya por entonces se había prometido en secreto con mi madre, que era cuatro años mayor que él. El fuerte carácter de mi padre debió impresionar profundamente a Möhme, hasta el extremo de rechazar pretendientes con buena presencia y excelente posición social y dar su amor a mi padre, cuando ella tenía veintiún años, él sólo diecisiete y un futuro incierto por delante.

Mi madre, originalmente Jenny von Westphalen, nació el 12 de febrero de 1814 en Saizwedel, si bien dos años después la familia se mudó a Tréveris, donde su padre y el de Karl entablaron una buena amistad, además de unirles su afinidad política. Mi madre era amiga de las hermanas mayores del Moro, mientras que éste era amigo del hermano menor de ella, Edgar. El barón von Westphalen tenía en más alta estima a mi padre que a sus propios hijos, por lo que, cuando se enteró de que Jenny y Karl se habían prometido en secreto, no se opuso, a pesar de las diferencias sociales y de origen.

Mi padre se doctoró en la Universidad de Jena y enseguida intentó encontrar trabajo como profesor, pero ya había dejado bien clara su tendencia radical y su amistad con Bruno Bauer, uno de los jóvenes hegelianos de izquierda más destacados, a quien expulsaron de su cátedra en 1842. Cuando fue evidente que no podría dedicarse a la docencia, tomó el otro camino posible, el de vivir de escribir, igualmente difícil por la

férrea censura que existía en el militarista estado prusiano de aquella época. Mientras tanto, mi madre esperaba en Tréveris a que el joven doctor tuviera con qué ganarse la vida.



Jenny Marx von Westphalen

Antes de casarse, mi padre trabajó como redactor jefe en la Gaceta Renana, un periódico liberal donde parecía tener un prometedor futuro, pero las autoridades prusianas pronto le pusieron en su punto de mira. Duró apenas unos meses, desde octubre de 1842 hasta abril de 1843. El motivo: la censura no toleraba el radicalismo de Marx y del periódico, y en marzo ordenó el cierre debido a un artículo marcadamente anti-ruso que acababa de publicar. La pareja comenzó mal su andadura, pero en aquel momento mi padre gozaba de gran prestigio entre la burguesía progresista de la época y el editor Arnold Ruge le propuso publicar los Anales Franco-Alemanes en París, con un sueldo excelente. Mis padres, ya casados, se trasladaron a París en octubre de 1843, donde nació mi hermana Jenny en 1844 y donde se codearon con la flor y nata de la intelectualidad de la época, incluyendo el poeta alemán Heinrich Heine, que se había establecido en aquella ciudad. Fue también durante la época de París cuando comenzó la fraternal relación entre mi padre y Engels. Sin embargo, la colaboración entre Ruge y el Moro no podía durar mucho porque éste ya era prácticamente comunista, y en cambio Ruge era lo que podemos llamar un demócrata liberal. Dejó a cargo del Moro la edición del primer

número, y al leerlo se sintió profundamente insatisfecho por la tendencia revolucionaria y porque casi todas las aportaciones habían sido alemanas. Además, el gobierno prusiano, de nuevo con mi padre en su punto de mira, consideró muy peligrosa la publicación, la prohibió y amenazó con detener a sus responsables si entraban en su territorio. Ruge se desentendió de la revista, pero mi padre tuvo suerte porque consiguió encontrar a un mecenas que le compró parte de la edición y que organizó una colecta para mantenerle en París. El Moro también escribía en aquella época para el periódico *Adelante*, y de nuevo sus ataques al gobierno prusiano le pasaron factura. En este caso, solicitaron que fuera expulsado de Francia, lo cual cumplió el gobierno. En enero de 1845 mis padres se trasladaron a Bruselas, ante la imposibilidad de volver a Alemania. Una vez allí, el Moro tuvo que prometer que no publicaría ningún artículo político. No ejerció ningún empleo y se dedicó a escribir artículos y libros con Engels, quien ya había colaborado en los *Anales*.

En Bruselas nacieron mis hermanos Laura y Edgar. Mis padres lograron mantenerse económicamente gracias al dinero de algunos amigos, a varias colectas y a lo que buenamente ya entonces les daba Engels. Pero no vivían de forma modesta, sino prácticamente como aristócratas, así que el dinero se les iba de las manos. La verdad es que nunca supieron administrarse, nunca entendieron el valor del dinero y, siempre que podían, vivían por todo lo alto.

Toda la familia Marx carecía de talento para gastar el dinero de forma moderada y práctica. Jenny relataba que su madre, poco después de haberse casado, recibió una pequeña herencia. El joven matrimonio hizo que le entregaran en efectivo todo el dinero que a ellos les tocaba, lo colocaron en una caja con dos asas que pusieron dentro de la berlina y que acarreaban entre los dos cada vez que se apeaban. Así, a lo largo de toda la luna de miel llevaban la caja a los hoteles en los que se hospedaban. Cuando recibían alguna visita de amigos y correligionarios necesitados, colocaban la caja abierta sobre la mesa de su cuarto, para que cada uno tomara lo que necesitara. Como es fácil imaginar, muy pronto quedó vacía.

## Franziska Kugelmann

En Bruselas, mi padre fue miembro de la Liga de los Justos, después llamada Liga de los Comunistas, y pronto se implicó en actividades revolucionarias que fueron conocidas por el gobierno belga. Con ello llegaron nuevos problemas.

## De *Breve bosquejo de una vida memorable* (de Jenny Marx)

La policía, los militares y la guardia civil fueron puestos en estado de alerta. Entonces los trabajadores alemanes decidieron que ya era hora de armarse a su vez. Se procuraron dagas, revólveres, etc. Karl aportó dinero gustosamente, pues acababa de recibir una herencia. El gobierno vio pruebas de conspiración e intriga: Marx obtiene dinero y compra armas, y por lo tanto ha de ser expulsado. Ya avanzada la noche, dos hombres irrumpieron en nuestra casa. Preguntaron por Karl, y cuando éste apareció declararon que eran sargentos de la policía y que tenían una orden de arresto para llevárselo a un interrogatorio. Así que todos se fueron en plena noche. Yo salí tras él con una terrible aprensión, e intenté ponerme en contacto con gente influyente para enterarme de lo ocurrido. Fui de casa en casa en la oscuridad de la noche. De pronto me detuvo un guardia, que me llevó a una oscura prisión. Era el lugar donde se conducía a mendigos que carecían de cobijo, vagabundos sin hogar y desgraciadas mujeres de la vida. Me metieron en una oscura celda. Sollocé al entrar en la celda (...) Vi a Karl caminando con una escolta militar. Una hora después me llevaron ante el magistrado encargado de los interrogatorios. Tras dos horas de interrogatorio, en el que desde luego no obtuvieron de mí mucha información, me condujeron a un carruaje, y hacia el atardecer pude volver al lado de mis tres hijos. El asunto causó gran sensación. Todos los periódicos lo publicaron. También soltaron pronto a Karl, con órdenes de abandonar Bruselas inmediatamente. Él ya había decidido volver a París, después de apelar al gobierno provisional de Francia para una revocación de la orden de expulsión emitida contra él por el Gobierno de Luis Felipe (...) Ahora París nos abría sus puertas, y ¿dónde podíamos sentirnos más a nuestras anchas que bajo el sol naciente de la nueva revolución?

En febrero de 1848 estalló la revolución en París, se anuló la orden de expulsión y allí regresó mi padre, decidido a tomar parte en los acontecimientos. Es el año del *Manifiesto del Partido Comunista*, que redacta con Engels. La revolución se extiende por Europa. El Moro viaja a Colonia, donde publica la *Nueva Gaceta Renana*, de la que consigue editar sólo un número. Vuelve a París, pero ya Luis Bonaparte preside la república y no quiere saber nada de revolucionarios. En julio de 1849 se le ordena abandonar París. Antes de trasladarse a una región apartada, que es la alternativa que le ofrecen las autoridades francesas, prefiere exiliarse en Londres, donde viviría prácticamente en la miseria. La familia subsistió en todo momento gracias a las ayudas y las herencias, ya que no existía ningún ingreso fijo. En cierta ocasión, mi padre intentó trabajar para las oficinas del ferrocarril, pero no le admitieron porque su caligrafía era ilegible.



**Edgard Marx** 

Sólo entraba dinero en casa cuando conseguía que alguien le prestara algo, que era a fondo perdido, por supuesto. Mi familia debía dinero a todo el mundo, incluidos el

panadero y el carnicero. Me han contado que el pobrecito Edgard, el favorito de mi padre, que murió con ocho años, había aprendido la lección, y siempre que abría la puerta decía "el señor Marx no está en casa". Falleció en abril de 1855, poco después de nacer yo, en enero de ese mismo año. Además de él, otros dos hermanos míos murieron en medio de la pobreza del Soho: Guido y Franziska.

## Informe de un espía de la policía prusiana:

(...) Marx es de estatura mediana y tiene treinta y cuatro años. Aunque se encuentra en la flor de la vida, ya está encaneciendo (...)

Lavarse, asearse y mudarse de ropa son cosas que hace muy de tarde en tarde. Se emborracha con frecuencia (...)

Vive en uno de los barrios peores, y por tanto más baratos de Londres. Ocupa dos habitaciones. La que da a la calle es el salón; el dormitorio se encuentra detrás. En todo el apartamento no hay ni un solo mueble limpio y sólido. Todo está roto, destrozado, desgarrado; todo con media pulgada de polvo encima y en el mayor desorden (...)

Todo está sucio y cubierto de polvo, de tal forma que el acto de sentarse se convierte en una empresa absolutamente peligrosa. Aquí hay una silla con sólo tres patas; en otra silla los niños juegan a cocinar, y da la casualidad de que esa silla tiene las cuatro patas. Es la que ofrecen al visitante, sin quitar el guiso que hacían los niños; si uno se sienta, pone en peligro sus pantalones.

Ese mal ambiente por fuerza tuvo que agriar el carácter del Moro y quebrantar su salud. Los que le quisimos fuimos testigos de su noble carácter... hacia nosotros. Los que no vivieron a su lado tienen una opinión completamente distinta. En realidad, según parece, el mal carácter de mi padre le venía de niño. Mis tías me contaron que de pequeño fue un espantoso tirano. Les obligaba a conducir el carruaje a pleno galope cuesta abajo por el monte de Tréveris. Y, cosa todavía peor, exigía que comieran los pastelitos que él mismo preparaba con sus sucias manos y con una masa

todavía más sucia. Sin embargo, todo ello lo soportaban sin rechistar porque Karl les contaba unos cuentos maravillosos a modo de recompensa.

Marx guardaba un enorme cariño a su padre. Jamás se cansaba de hablar de él y siempre llevaba con él una fotografía suya, obtenida a partir de un antiguo daguerrotipo. Sin embargo, se negaba a mostrar la fotografía a los extraños, pues decía que se parecía muy poco al original (...)

Para aquellos que conocían personalmente a Karl Marx, no existe leyenda más divertida que la que le muestra como un hombre malhumorado, amargado, rígido e inaccesible, como una especie de dios del trueno que continuamente lanza sus rayos y que, sin mostrar jamás una sonrisa en sus labios, aparece solitario e inaccesible en su trono del Olimpo. La descripción del hombre más alegre y campechano que jamás haya existido, del hombre de desbordante humor, cuya risa se contagiaba irresistiblemente, del más amable, dulce y simpático de los compañeros, constituye una constante fuente de extrañeza y diversión para todos aquellos que le conocieron (...)

Pero era en su relación con los niños donde se manifestaban los aspectos más notables del carácter de Marx. Los niños no podían imaginarse mejor compañero que él. Todavía recuerdo que, cuando yo debía tener tres años, el Moro (siempre tengo en la punta de la lengua este viejo apodo suyo) me montaba en sus hombros y me paseaba por nuestro pequeño jardín de Grafton Terrace, al tiempo que adornaba mis rizos castaños con anémonas. Mohr era realmente un buen caballo. Me contaron que mis hermanos mayores —entre ellos mi hermano, cuya muerte poco después de nacer yo fue para mis padres una fuente de eterna tristeza— solían enganchar al Moro a unos sillones, en los cuales se sentaban ellos mismos y se hacían arrastrar (...)

A mis hermanas —yo todavía era pequeña— les contaba cuentos durante los paseos, y esas historias no las dividía en capítulos, sino en millas. Así,

las dos chiquillas siempre le pedían: "Cuéntanos otra milla". En lo que a mí se refiere, de todas las innumerables historias que me narraba, la que más me entusiasmaba era la historia de Hans Rockle. Duraba meses y meses, pues era una historia muy, muy larga, que no acababa nunca (...)

El Moro también leía a sus hijos. Y al igual que a mis hermanas, también a mí me leyó todo Homero, el Canto de los Nibelungos, la Saga de Gudrun, Don Quijote y Las Mil y Una Noches. Shakespeare era nuestra biblia familiar; a la edad de seis años ya me sabía de memoria escenas enteras de Shakespeare.

**Eleanor Marx-Aveling** 

#### Marx tiene sus defectos. Son los siguientes:

- 1. En primer lugar, tiene el fallo de todos los eruditos profesionales: es doctrinario. Cree de modo absoluto en sus propias teorías, y desde sus alturas desprecia a todo el mundo. Por supuesto, como hombre erudito e inteligente tiene su partido, un núcleo de amigos ciegamente sumisos que sólo creen en él, sólo piensan por él, sólo siguen su voluntad; en resumidas cuentas, le tienen como un dios y le veneran, y debido a esa idolatría le están corrompiendo, situación que ya se encuentra en un estado muy avanzado. Debido a todo ello se considera realmente el Papa del socialismo, o mejor dicho del comunismo, ya que, de acuerdo con sus teorías, es un comunista autoritario (...)
- 2. A esa autoidolatría hacia sus teorías absolutas y absolutistas viene a añadirse, como consecuencia natural, el odio que Marx alimenta no sólo contra la burguesía, sino contra todos aquellos —incluso los socialistas revolucionarios— que se atreven a contradecirle y a seguir un camino distinto al marcado por sus teorías.

Algo sorprendente en una persona tan inteligente y tan honesta, sólo explicable por su formación como erudito y literato alemán, y en especial

por sus nerviosos modales de judío, es que Marx sea extremadamente vanidoso y presumido hasta la locura. Quien tenga el infortunio de haberle herido en esa vanidad enfermiza, siempre al acecho y siempre irritada, aunque sea de la forma más ingenua, se convierte automáticamente en su enemigo irreconciliable; y en ese caso Marx considera válidos todos los medios, y de hecho utiliza los más prohibidos e ignominiosos para poner en evidencia a esa persona en cuestión ante la opinión pública. Miente, inventa y se esfuerza por difundir las más sucias difamaciones (...) El mal está en la búsqueda del poder, en el amor por la dominación, en la sed de autoridad. Y Marx está hondamente contaminado con ese mal.

3. Como jefe e inspirador, como organizador principal del Partido Comunista Alemán —por regla general es menos organizador y posee más bien el talento de dividir con sus intrigas que de organizar—, es un comunista autoritario y partidario de la liberación y la reorganización del proletariado a través del Estado; en consecuencia, de arriba abajo, a través de la inteligencia y del conocimiento de una minoría instruida, que, como es natural, se declara partidaria del socialismo, y que en beneficio de las masas ignorantes y necias ejerce sobre éstas una autoridad legítima (...)

Mijail Alexandrovich Bakunin

-----

En mi casa entraba poco dinero, y cuando lo había desaparecía rápidamente, porque, a pesar de su pobreza, a mis padres les gustaba vivir como aristócratas. De hecho, mi madre siempre firmó como "Jenny Marx, nacida baronesa von Westphalen", y mi padre estaba orgulloso del origen aristocrático de ella, lo contaba a sus conocidos a la más mínima oportunidad e incluso encargó hacer unas tarjetas en que aparecía su nombre con el título de baronesa. Es triste decir esto, pero mi padre, que dedicó su vida a la causa del proletariado, siempre quiso vivir como un rico burgués o como un noble, y esa fue una de las causas por las que, dejando a un lado los artículos y los

libros, que prácticamente no le reportaron ningún dinero, no tuvo nunca un empleo. Vivió —y toda la familia ha vivido siempre— de lo que le daban los familiares, amigos, conocidos y miembros del partido, de las herencias y, sobre todo, del bueno del General, Friedrich Engels. Él y mi padre formaron una buena pareja, tantos años juntos, tan parecidos y tan distintos a la vez.



Karl Marx

Friedrich Engels nació el 28 de noviembre de 1820 en Barmen, Renania, estado de Prusia. Su familia pertenecía a la burguesía —tenía fábricas textiles en Inglaterra— y era religiosa y conservadora, pero ya en sus años en la Universidad de Berlín —1841 y 1842— se inclinó por las tendencias más radicales y por los hegelianos de izquierda. No terminó sus estudios y su padre le envió a Manchester, a ayudar en la dirección de las fábricas. Comenzó a colaborar con el Moro cuando éste dirigió los *Anales Franco-Alemanes*, aunque se conocieron algo antes, en noviembre de 1842, un día en que Engels se presentó en la redacción de la *Gaceta Renana*. Pero fue el año siguiente, recién llegados mis padres a París, cuando comenzó a ser su amigo inseparable. De aquella época data su amistad, y desde entonces no dejaron de hacer cosas juntos. El General desde el principio reconoció la primacía de mi padre, pero lo cierto es que sin él la familia habría perecido. Así que, además de los aportes

intelectuales y organizativos que ha hecho, debemos estarle agradecidos en el ámbito puramente material.

El aspecto externo de Engels era diferente al de Karl Marx. Engels era alto y delgado, sus movimientos rápidos y ágiles, sus palabras breves y firmes, su porte muy erguido, lo cual le confería cierto aire de militar. Era de naturaleza muy viva, de humor certero; cualquiera que entablaba contacto con él sin duda extraía de inmediato la conclusión de que se trataba de una persona muy ingeniosa.

Cuando de vez cuando algunos militantes acudían a mí para quejarse de que Engels no era tan amable y accesible como habían supuesto, se debía a que se mostraba reservado con los extraños. Esa reserva se incrementó aún más con el paso de los años. Era necesario conocer muy bien a Engels para poderlo juzgar correctamente, como por otra parte también él tenía que conocer muy bien a alguien antes de mostrarse confiado. Y era preciso aprender a conocerlo y comprenderlo muy bien, antes de poder quererlo realmente. No había en él fingimiento alguno. Enseguida se daba cuenta de si alguien le importunaba con historias, o si se le exponía sin grandes rodeos la pura verdad. Engels era un buen conocedor de las personas, pero a pesar de ello también cometió algunos errores.

Era bastante desprendido y a muchos les prestó ayuda en momentos de necesidad y enfermedad, sin preguntar demasiado.

#### Friedrich Lessner

Ya en su misma apariencia externa eran distintos. Engels, el rubio germánico, de elevada estatura, de modales ingleses. Tal como dijo de él un observador, siempre impecablemente vestido, muy riguroso en la disciplina, no sólo cuartelera, sino también de oficina. En efecto, su intención había sido organizar un sector administrativo mil veces más sencillo, con sólo seis dependientes de comercio, y no con sesenta

subsecretarios, que ni siquiera sabían escribir de forma legible y que emborronaban los libros de modo que nadie podía entenderlos. Pero, junto a su respetabilidad de miembro de la Bolsa de Manchester, sus negocios y las diversiones de la burguesía inglesa, sus cacerías de zorros y sus banquetes de Navidad, se hallaba el obrero y luchador intelectual que en su lejana casita en los confines de la ciudad ocultaba su tesoro, hija del pueblo irlandés, en cuyos brazos se recreaba cuando quedaba demasiado cansado de la chusma.

Marx, por el contrario, era robusto, bajo, con los ojos brillantes y la leonina melena de ébano que no pueden disimular su origen semítico (...) Entregado a un agotador trabajo intelectual, que apenas le permitía ingerir una breve comida, y que hasta altas horas de la noche consumía también sus fuerzas físicas; incansable pensador, para quien pensar constituía el máximo placer; auténtico heredero de Kant, de Fichte, y especialmente de Hegel.

# Franz Mehring

La atmósfera que se respiraba en casa de Marx era completamente distinta a la de Engels. Ello se debía ante todo a que Marx y Engels eran muy distintos en algunos aspectos. Es evidente que como teóricos y políticos eran un solo corazón y alma. Tal vez no exista ningún otro ejemplo en la historia mundial en que dos pensadores tan profundos e independientes, dos luchadores tan apasionados, se hayan mantenido tan unidos desde el inicio de su adolescencia hasta la muerte. No sólo unidos en el pensamiento, sino también en el sentimiento, en el altruismo y la caridad, en la obstinada oposición a toda dominación, en la inflexibilidad y el apasionado odio contra toda vileza, y al mismo tiempo en la alegría y la risa.

Y, sin embargo, ¡cuántas diferencias, a pesar de tantas similitudes!

Que Marx y Engels se diferenciasen externamente no tiene por qué significar nada: Engels era alto y delgado; Marx, si no era bajo, sí menos

alto y rechoncho. Sin embargo, ya esas diferencias externas estaban relacionadas con diferencias en las costumbres de vida. Hasta el final de su vida, Engels concedió gran importancia a los ejercicios físicos y al movimiento al aire libre. ¡Cuántas veces me dijo que no dejara de hacerlo, y cuántas veces se quejaba de Marx, que era difícil de convencer para que abandonara su gabinete de trabajo! A pesar de que Engels sólo tenía dos años menos que Marx, éste parecía mucho más viejo que aquél.

Engels era un hombre de mundo. Si no lo fue en Alemania, lo llegó a ser en Manchester, donde su profesión le convirtió en un asiduo asistente a la Bolsa. En aquella ciudad poseía incluso un caballo y solía participar en las cacerías de zorros. Siempre iba impecablemente vestido, tal como se exige de un *gentleman* inglés, y también mantenía un orden estricto en su gabinete de trabajo, como corresponde a un correcto comerciante.

Marx, por el contrario, tenía el aspecto de un patriarca que, aunque digno, mostraba indiferencia por el aspecto externo. No daba importancia al corte de sus trajes, y en su escritorio y en distintas sillas de su gabinete estaban amontonados en el más variado desorden libros y escritos (...)

Engels era probablemente el más fantasioso y universal en sus intereses intelectuales, aunque también la universalidad de Marx alcanzaba una fabulosa amplitud. Marx era más crítico y sensato, aunque trabajaba de forma más lenta y laboriosa, mientras que Engels lo hacía con mayor ligereza. El propio Engels me confesó que su peor defecto había sido su precipitación, de la cual Marx logró deshabituarlo. Éste no soltaba una idea hasta que no la analizaba y seguía detenidamente en todas las direcciones, con sus raíces y ramificaciones (...) Aparte de la diferencia en su forma de investigar, también había otra en su praxis política, y principalmente consiste en que Marx, según he podido saber de él, dominaba mejor el arte de tratar a las personas. Y este arte es importantísimo para el éxito de un político práctico.

No obstante, parece ser que ninguno de los dos llegó a ser un gran conocedor de las personas. Ello lo demuestra el hecho de que Engels pasó mucho tiempo sin llegar a darse cuenta de la calaña de Edward Aveling, sujeto malicioso que llegó a ser esposo de Tussy y finalmente supuso su ruina; durante casi un decenio lo prefirió a todos los demás socialistas ingleses, en gran detrimento de la causa marxista en Inglaterra.

## Karl Kautsky



Friedrich Engels

-----

Durante la época del Soho, la alimentación de la familia era malísima y no había dinero para comprar medicinas. Mi madre envejeció prematuramente; entre otras cosas, padeció una viruela que le deformó su bonito rostro. Para evitar contagios, en la casa se quedaron sólo ella y mi padre, cuidándola.

Empeoraba con el paso del tiempo y me salió una espantosa erupción de pústulas. Sufría muchísimo. Sentía tremendos dolores de quemazón en la cara y no podía dormir nada en absoluto (...) Estuve siempre acostada junto a la ventana abierta, a fin de que entrara el aire frío de noviembre, al

mismo tiempo que en la estufa bramaba el fuego y me ponían hielo en los ardorosos labios. Apenas podía trabajar, el oído se me iba debilitando y al final se me cerraron los ojos, de forma que no sabía si acabaría por envolverme la noche eterna.

No obstante, mi constitución, ayudada por los cuidados más tiernos y fieles, acabó por imponerse, de modo que ahora estoy sentada aquí, con perfecta salud, pero con la cara desfigurada, cubierta de cicatrices y de un color rojo oscuro (...) Cinco semanas atrás yo tenía una figura perfectamente respetable al lado de mis hijas, a las que se veía tan sanas (...) Ahora todo esto es cosa del pasado. Yo misma tengo la sensación de parecerme más a una especie de rinoceronte escapado del zoo que a un miembro de la raza blanca.

Carta de Jenny Marx a un amigo

Mi padre sufría del hígado y de la vesícula, a los que no sentaba demasiado bien su predilección por las comidas picantes, con muchas especias, pescados ahumados, caviar y pepinillos en vinagre. Tampoco era de ayuda su afición por el alcohol. Le daban ataques que solían presentarse en primavera, y que con el pasar de los años fueron haciéndose más intensos. Iban acompañados de dolores de cabeza, inflamación de ojos y fuertes neuralgias. Dicen que los enfermos de hígado tienen una hiperactividad espiritual. Son pacientes irritables, coléricos, descontentos, de ánimo fluctuante, con tendencia a criticarlo todo. La enfermedad hizo que se agravaran algunos de los rasgos de carácter de mi padre: discusiones agrias, sátira mordaz, expresiones crueles y groseras; era muy duro en sus juicios sobre sus adversarios, e incluso sobre sus amigos.

En una ocasión sufrió una parálisis, y en 1877 tuvo una sobreexcitación nerviosa. Como consecuencia de todos sus problemas de salud, tenía insomnio crónico, que combatía con fuertes narcóticos. También era un fumador empedernido, normalmente de cigarros de mala calidad.

Marx fue un apasionado fumador. Como hacía con todas las cosas, también fumaba con desenfreno. Como el tabaco inglés le resultaba demasiado fuerte, siempre que podía se compraba cigarros, que masticaba a medias con el fin de aumentar el placer, o tal vez para obtener un doble placer. Ahora bien, puesto que en Inglaterra los cigarros son muy caros, iba constantemente en busca de marcas baratas. Es fácil de imaginar qué tabaco llegaba a fumar (...) Debido a esos espantosos cigarros arruinó por completo su gusto y el olfato para el tabaco.

#### Wilhelm Liebknecht

La época en que mi familia ocupaba el pequeño apartamento del Soho fue sin duda la peor. Allí murieron tres de mis hermanos por culpa de la miseria. Según me han contado, fue especialmente trágico el fallecimiento de Franziska.

#### De *Breve bosquejo de una vida memorable* (de Jenny Marx)

Durante la pascua de 1852, nuestra pobra Franziska cayó enferma, aquejada de una grave bronquitis. Durante tres días, la criatura luchó con la muerte. Sufrió mucho. Su pequeño cuerpo descansaba en la habitación trasera; todos nos fuimos a la habitación de delante, y cuando anocheció colocamos nuestros colchones en el suelo, con los tres niños a nuestro lado, y todos lloramos por el pequeño ángel que yacía sin vida allí al lado. La muerte de nuestra querida hija ocurrió en la época de mayor pobreza. Nuestros amigos alemanes no podían ayudarnos en aquellos momentos. Ernest Jones, que nos hacía largas y frecuentes visitas, había prometido su ayuda, pero no pudo darnos nada (...)

Con angustia en el corazón corrí a casa de un emigrado francés que vivía cerca de nosotros y solía visitarnos. Le supliqué que nos ayudase en aquel terrible momento. Me dio inmediatamente dos libras, lleno de conmiseración, y con ellas compramos el pequeño féretro donde ahora la pobre niña descansa en paz. No tenía cuna cuando llegó al mundo, y

durante muchas horas se le negó el último descanso. ¡Cuánto sufrimos cuando se llevaron el féretro al cementerio!

Por otra parte, mi padre trabajaba demasiado; se pasaba el día y la noche leyendo, estudiando y escribiendo, y eso acabó por minar su salud.

Todas las personas verdaderamente importantes que he conocido han sido muy laboriosas y han trabajado duro. En el caso de Marx ambas características se daban en grado sumo. Su entrega al trabajo era enorme, y como de día solía estar ocupado —sobre todo en los primeros tiempos del exilio—, buscaba refugio en la noche.

Cuando a altas horas de la noche regresábamos de alguna reunión o sesión, se sentaba habitualmente a su mesa y trabajaba durante algunas horas. Y estas pocas horas se iban extendiendo cada vez más, hasta que por último trabajaba durante toda la noche, para después descansar por la mañana. Su esposa le hacía las más diversas advertencias sobre esa costumbre suya, pero Marx decía que su naturaleza así lo exigía. Yo mismo me había acostumbrado en mi época de bachiller a realizar los trabajos difíciles a últimas horas de la tarde o por la noche, cuando me sentía intelectualmente más activo. Por eso veía la situación con ojos diferentes que la señora Marx. Sin embargo, ella tenía razón: a pesar de su robusta constitución, ya a finales de los años cincuenta Marx comenzó a quejarse de todo tipo de molestias funcionales. Fue preciso consultar a un médico, y la consecuencia fue una prohibición del trabajo nocturno y la recomendación de hacer mucho ejercicio, es decir, paseos a pie y a caballo.

En aquella época Marx y yo paseábamos mucho por los alrededores de Londres, sobre todo por las colinas del Norte. Se repuso muy pronto, pues en realidad tenía un cuerpo admirablemente apropiado para los grandes esfuerzos. Pero tan pronto se sentía mejor volvía a caer paulatinamente en la costumbre de trabajar por las noches, hasta que de nuevo se producía una crisis que le obligaba a un tren de vida más razonable, aunque sólo el tiempo justo para que la naturaleza imprimiera orden. Las crisis eran cada vez más intensas. Contrajo una afección hepática y tumores malignos. De esta forma, poco a poco se fue minando su férrea constitución. Estoy convencido —y este es también el juicio de los médicos que le trataron en sus últimos tiempos— de que si Marx se hubiera decidido a llevar una vida más natural, más adecuada a las necesidades de su cuerpo, una vida de acuerdo con los principios de la higiene, todavía viviría. Sólo en los últimos años —cuando ya era demasiado tarde— renunció a trabajar por la noche.

#### Wilhelm Liebknecht

El Moro padecía también continuamente problemas de la piel que eran sumamente molestos y que en ocasiones llegaron a ser graves. Creo que eran forúnculos, y seguramente tenían mucho que ver con sus problemas hepáticos, con su carácter y con las penurias sufridas, ya que se agravaban cuando la situación vital empeoraba.

# La opinión de un psiquiatra: doctor Sigmund Gabe<sup>12</sup>

Es cierto, por supuesto, y está bien establecido, que diversas enfermedades y agentes físicos irritantes y situaciones predisponen a las infecciones de la piel, como por ejemplo la diabetes, la exposición a aceites, arsénico, etc. en el trabajo, una mala higiene y agentes mecánicos irritantes crónicos, como ciertas prendas de ropa. Pero está igualmente bien establecido que la piel responde en gran medida a la excitación psíquica y a los problemas emocionales (...)

Podemos estar muy cerca de la verdad si afirmamos que las dolencias físicas de Marx eran tan numerosas y complejas que podían haber agobiado incluso al santo Job. Y es precisamente la enfermedad de Job lo que Marx pudo sufrir. Recordemos la descripción de la aflicción de Job tal como nos

\_

 $<sup>^{\</sup>rm 12}$  En Padover, Saul. Karl Marx: An Intimate Biography. McGraw-Hill Book Company, 1978.

cuenta la Biblia: "Satan golpeó a Job con forúnculos que le cubrían desde la planta del pie hasta la cabeza". En 1944, un psiquiatra británico, J. L. Halliday (Practitioner, 1944, 6:152) describió una dermatitis propia de los varones de mediana edad que designó con el nombre de "dermatitis de Job". Detectó un factor emocional común en una serie de varones de mediana edad que de repente habían contraído una dermatitis muy extensa que era resistente al tratamiento. Estos pacientes se enorgullecían de ser hombres honestos y virtuosos. La aparición de las erupciones cutáneas era subsiguiente a un revés en su suerte o a algún desastre serio. Ellos pensaban que su mala suerte era inmerecida y trabajaban bajo una sensación de injusticia. Esto se parecía tanto a la historia de Job que Halliday ideó el trastorno de la "enfermedad de Job".

# La verdadera enfermedad cutánea de Marx<sup>13</sup>

Aunque las lesiones cutáneas fueron llamadas "forúnculos", "abscesos" y "diviesos" por Marx, su mujer y sus médicos, fueron demasiado persistentes, recurrentes, destructivas y específicas de ciertos sitios para ese diagnóstico; mi hipótesis es que Marx padecía hidradenitis supurativa. Esta condición infecciosa recurrente aparece por el bloqueo de los conductos apocrinos que se abren en los folículos pilosos, principalmente en la piel de las axilas, las mamas, la ingle, la zona perianal y la zona genital. Aunque las lesiones pueden parecer abscesos, y suelen ser diagnosticadas erróneamente como tales, ciertas características clínicas asociadas sirven para hacer el diagnóstico correcto, y he encontrado todas en la correspondencia original.

Las características clínicas descritas, con su transcurso recurrente y prolongado, su predilección por ciertos lugares y la destrucción de tejidos no corresponden a abscesos simples, sino que son típicas de la hidradenitis

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> S. Shuster, "The nature and consequence of Karl Marx's skin disease", *British Journal of Dermatology*, 2008, 158, pp1–3.

supurativa; actualmente podemos hacer este diagnóstico de modo definitivo.

La hidradenitis supurativa también explica varios de los otros problemas encontrados en su correspondencia; por ejemplo, la proliferación de forúnculos que tenía lugar en el cuero cabelludo, la cara y otras partes del cuerpo (y que forman parte de la tríada de la oclusión folicular); y la aparición de dolor articular coincidiendo con la exacerbación de la enfermedad (por ejemplo, en abril de 1866), que se ha atribuido a un trastorno reumático no relacionado; la condición dolorosa recurrente del ojo, ya sea blefaritis o queratitis (...)

La piel es un órgano de comunicación y sus trastornos generan muchos problemas psicológicos; producen asco y repulsión, depresión de la autoestima, del ánimo y del bienestar. Se ha descubierto que estos efectos aversivos son especialmente severos en pacientes con hidradenitis supurativa, y hay bastante evidencia de esto en las cartas de Marx; en particular, la hidradenitis de Marx contribuyó a su miseria y redujo en gran medida su autoestima, como contaba a Engels (24 de energo de 1863). Su odio hacia las lesiones ("chucho", "marrano", "Frankenstein", como solía llamarlas) y el aislamiento que le generaban se hace evidente por el violento placer que le producía atacarlas: "cogí una navaja afilada y sajé al chucho yo mismo. La sangre brotó y saltó en el aire".

Las consecuencias mentales obvias de la hidradenitis de Marx ofrecen una explicación más simple y menos tendenciosa de sus penas que afirmar que "Marx era rechoncho y morenucho, un judío atormentado por el odio a sí mismo, mientras que Engels era alto y rubio".

¿Pueden haber influido los efectos mentales de la habitualmente desastrosa hidradenitis supurativa en la obra de Marx? Él constantemente se quejaba de que de "el marrano" influía en su obra, pero también era consciente del efecto sobre su calidad: "los burgueses recordarán mis diviesos hasta el día

en que mueran". Engels también notaba una mayor dureza estilística en los escritos de Marx durante las recaídas.

La situación de mi familia fue mala hasta que cayeron del cielo las ayudas que he mencionado, además del pequeño aporte que supusieron sus colaboraciones habituales en el *New York Daily Tribune*, que cada vez fueron más frecuentes, hasta 1861. Sólo entonces la vida fue más llevadera, pero la miseria había dejado su huella imborrable en la salud de mi padre, mi madre y mi hermana Jenny. No obstante, según sé por varias personas, mis padres fueron siempre excelentes anfitriones y recibían con gusto las visitas que les hacían los amigos y conocidos. La mayoría de los visitantes eran del gusto de mis padres, como es natural, pero a lo largo de los años pasaron personas de todo tipo, como por ejemplo el revolucionario Louis Blanc, un personaje bastante histriónico.

A Marx, las personas teatrales le provocaban horror. Todavía recuerdo cómo nos contó con grandes risas su primer encuentro con Louis Blanc. La escena tuvo lugar todavía en Dean Street, en aquella pequeña vivienda que en realidad estaba formada sólo por dos habitaciones: la antesala o recibidor, que utilizaban como sala de visitas y de trabajo, y el cuarto posterior, que servía para todas las demás funciones. Louis Blanc había anunciado su llegada a Lenchen, quien le hizo pasar al recibidor, mientras Marx se vestía con rapidez en el cuarto posterior. Ahora bien, la puerta de comunicación había quedado entornada, y a través de la rendija Marx pudo contemplar un divertido espectáculo. El gran historiador y político era un hombrecito muy bajito, de estatura apenas mayor que la de un niño de ocho años, pero a pesar de ello era extremadamente vanidoso. Después de echar una mirada a todos los rincones de aquella sala proletaria, descubrió en uno de ellos un viejo espejo, ante el cual se colocó de inmediato, intentando elevar al máximo su estatura de enano —tenía los tacones más altos que nunca he visto—, contemplándose con complacencia, haciendo posturas

como un conejo en celo en marzo, y ensayando una postura lo más majestuosa posible. La esposa de Marx, que también fue testigo de esa ridícula escena, apenas podía contener la risa. Finalizados estos preparativos, Marx anunció su presencia con un enérgico carraspeo, de forma que el presumido tribuno del pueblo tuvo tiempo de apartarse un paso del espejo y recibir al recién llegado con una reverencia de gran estilo Wilhelm Liebkecht

Dado el gran deseo que tenía mi padre por ganar correligionarios, recibía de buen grado a cualquiera que afirmase compartir sus ideas y deseara defender sus teorías. De este modo llegaron incluso a entrar espías en casa, tanto alemanes como ingleses, para conocer las actividades revolucionarias del Moro y sus amigos. Mi padre era aún joven y deseoso de lograr una transformación radical de la sociedad mediante la acción directa. Con el paso de los años le fueron abandonando las fuerzas, en cierto modo se fue aburguesando y convenciéndose de que en algún momento futuro llegaría el ansiado cambio, pero sin saber cuándo ocurriría.

# Informe de un espía prusiano sobre Karl Marx

Marx tiene una estatura mediana y 34 años. Aunque se encuentra en la flor de la vida, ya está encaneciendo. Tiene una estructura corporal poderosa, y su fisonomía recuerda muy distintamente a Szemere, con la diferencia que tiene un cutis más moreno, y el cabello y la barba muy negros. Últimamente no se afeita nada en absoluto. Sus ojos, grandes, penetrantes y apasionados, tienen algo de siniestramente diabólico. La primera impresión que le causa a uno es la de un hombre de gran genio y energía. Su superioridad intelectual ejerce un poder irresistible sobre lo que le rodea. En la vida privada es un ser humano extremadamente desordenado y cínico, además de mal anfitrión. Lleva una vida realmente bohemia. Se emborracha con frecuencia. Aunque muy a menudo se pasa días interminables en la ociosidad, cuando tiene mucho trabajo es capaz de

trabajar día y noche, incansablemente. No tiene hora fija para acostarse ni para levantarse. Es frecuente que se pase la noche en vela; luego, a mediodía, se acuesta, completamente vestido, en el sofá, y duerme hasta la noche, sin que le estorbe que todo el mundo entre y salga de la habitación. Su esposa es la hermana del ministro prusiano Von Westphalen, mujer culta y encantadora que, por amor a su marido, se ha habituado a esta existencia bohemia, y ahora se siente en su ambiente en medio de esta pobreza. Tiene tres niñas y un niño; los tres son verdaderamente guapos y poseen los inteligentes ojos de su padre.

# Informe a Lord Palmerston<sup>14</sup> (Londres, 2 de mayo de 1850)

(...) En una reunión celebrada anteayer, a la cual asistí, y que fue presidida por Wolff y Marx, oí gritar a uno de los oradores: "La estúpida inglesa tampoco escapará a su destino. Las mercancías de acero inglesas son las mejores, aquí las hachas se afilan especialmente bien, y la guillotina espera a todas las cabezas coronadas". Así, pues, a sólo unos centenares de metros del palacio de Buckingham, los alemanes proclaman el asesinato de la reina de la Gran Bretaña (...)

La sociedad alemana A está en contacto con París y con la sociedad cartista de Londres, de la cual son miembros Wolff y Marx. Wolff declaró en la reunión de anteayer: "Los ingleses necesitan lo que hacemos, ha proclamado con voz fuerte un orador (de la sociedad cartista); no sólo queremos la república socialdemócrata, sino algo más. Comprenderán, por tanto, que la estúpida inglesa y sus principescos golfillos deben correr la misma suerte que hemos destinado a todos los monarcas coronados". A lo que un hombre bien vestido exclamó: "Se refiere a la horca, ciudadano, otra guillotina".

55

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Henry John Temple, vizconde de Palmerston, fue secretario de asuntos exteriores de Gran Bretaña desde 1846 a 1851, y primer ministro desde 1855 a 1865.

Se fijó el mes de mayo, o junio, para dar el golpe principal en París. Antes de clausurar la reunión, Marx comunicó al auditorio que podían estar completamente tranquilos, que sus hombres se hallaban todos en sus puestos. El momento crítico se aproxima y se toman medidas infalibles para que no pueda escapar ninguno de los verdugos coronados de Europa.



Karl Marx

Mi padre jugaba al ajedrez con algunas de las visitas y, según me han dicho, no se le daba mal, aunque se enfadaba mucho cuando perdía e insistía en que le ofrecieran la revancha, hasta que por fin mi madre daba por terminadas las veladas ajedrecísticas para poder ir a dormir.

Partida Karl Marx - Meyer (año 1867)

1.e4 e5

2.f4 (el Gambito de Rey, una apertura romántica y atacante) exf4

3.Ac4 g5

4.Cf3 g4

5.0-0 gxf3

El llamado Gambito Muzio, muy popular a finales del siglo XIX: un sacrificio de caballo para acelerar el desarrollo y poder lanzar un fuerte ataque contra la posición negra, más retrasada.

**6.Dxf3 Df6** 

**7.e5** Dxe5

8.d3 Ah6

9.Cc3 Ce7

El caballo sale por e7 en lugar de por f6 para evitar perder la dama cuando las blancas hagan Te1

10.Ad2 Cbc6

11.Tae1 Df5

12.Cd5

Más presión en la columna e, donde el pobre rey negro se encuentra esperando el chaparrón

#### 12...Rd8

Un movimiento prudente, apartar al rey de la columna fatídica, pero las blancas tienen ya demasiada actividad a cambio de la pieza sacrificada

13.Ac3 Tg8

14.Af6



14...Ag5

15.Axg5 Dxg5

16.Cxf4 Ce5

Si las negras juegan 16...Cd4, entonces 17.Df2 Ce6, y parece que las blancas no compensan la pieza sacrificada

17.De4 d6

18.h4 Dg4

18...Dg7 parecía mejor porque defiende f7 y la dama no está en g4, casilla que será atacada por el alfil blanco, con la consiguiente ganancia de un tiempo

19.Axf7 Tf8

20.Ah5 Dg7

21.d4 C5c6

22.c3 a5

23.Ce6+ Axe6

24.Txf8+ Dxf8

**25.Dxe6 Ta6** 

26.Tf1 Dg7

27.Ag4 Cb8 28.Tf7 Las negras abandonan

-----

El Moro, a pesar de que —igual que su padre— solía renegar de su ascendencia judía, en realidad tenía en muchos aspectos un comportamiento patriarcal en el ámbito sexual. Estaba enamorado de mi madre, pero era fogoso y, como bien sé por lo que me han contado y por su correspondencia, no dudaba en satisfacer sus impulsos sexuales con otras mujeres. Eso no quita que, en general, estimara a las mujeres. Siempre trató a Möhme y a nosotras tres, sus hijas, con la máxima ternura, y siempre respetó nuestras opiniones. Confió en mi madre y en Lenchen en todos los sentidos, y les consultaba todo, incluso temas políticos. A sus tres hijas nos crio para que fuéramos personas independientes, no amas de casa atadas a un marido. Además de esa influencia directa, las tres respiramos el buen ambiente intelectual que hubo siempre en nuestra casa, y es evidente que eso influyó en nuestra formación.

Pero, por lo demás, mi padre se dejaba llevar por los impulsos, o más bien por su impulso sexual. Me contó Jenny que en marzo de 1861 tuvo que viajar a Zaltbommel, Holanda, para ver —una vez más— a su tío Leon y pedirle dinero. En aquella ocasión le pidió prestado a cuenta de la herencia de su madre, para que se lo descontara cuando ella muriera. Pues bien, no sólo consiguió 160 libras, sino que tal vez tuviera un affair sentimental con su prima Nanette, hija de Leon. Es posible que la primita quedara deslumbrada por la cultura y la fama de mi padre; él en aquella época tenía cuarenta y tres años, y ella sólo veinticuatro. Por lo que me han contado, era muy guapa y seductora, con unos ojos negros muy bonitos. Mi padre por fuerza tuvo que cortejarla; de lo contrario, no se explica que pasara cuatro semanas en Holanda. He tenido acceso a la correspondencia que mantuvieron después, y ella le llamaba

"Pachá", como si fuera un soberano hindú —debido a la tez morena de mi padre—, y

De: Karl Marx

A: Antoinette Philips

él la trataba como "dulce y encantadora primita".

Londres, 17 de julio de 1861

Mi querida y dulce primita:

Espero que no hayas malinterpretado mi largo silencio. Al principio no sabía dónde dirigir mis cartas, si a Aquisgrán o a Bommel. Después tuve que atender unos molestos asuntos (...) Así que, mi querida niña, si debo confesarme culpable, hay muchas circunstancias atenuantes que, estoy seguro de que tú, como bondadoso juez, permitirás que influya en tu sentencia. En cualquier caso, me enfadaría si supusieras que, durante todo este tiempo, ha pasado un solo día sin que me acuerde de mi querida y pequeña amiga (...) Espero que no olvides tu promesa de visitar Londres, donde todos los miembros de la familia estarán encantados de recibirte. En cuanto a mí, no necesito decirte que nada en el mundo me daría más placer.

Espero, mi dulce y pequeña brujita, que no seas demasiado severa conmigo y que, como buena cristiana que eras, me envíes una de tus pequeñas cartas y demuestres no vengarte de mi largo silencio (...)

Tu más sincero admirador

Charles Marx

En cualquier caso, se trataba de mi amado padre, le quise como a nadie mientras vivió y siempre he honrado su memoria después de muerto. Incluso le he perdonado el daño que me hizo cuando no consintió mi relación con Lissagaray, mi querido Lissa, mi primer amor, el que siempre deja más huella.



Prosper-Olivier Lissagaray

Fue hace mucho —el año 1872— cuando le conocí. ¿Por qué mi padre se opuso con tanta fuerza a mi relación con él? Es algo que nunca he llegado a entender. Yo, una jovencita de diecisiete años, quedé deslumbrada por un apuesto francés que me doblaba la edad, alto, guapo, arrogante, cabello bien arreglado, buenos modales, y además héroe de la Comuna de París y autor de un libro sobre la misma. En cuanto le vi, me enamoré locamente de él. Él se dio cuenta enseguida, le gusté, por supuesto le gustó que fuera la hija de quien soy y nos hicimos novios.

Entiendo que el Moro estuviera harto de franceses en la familia: Jennychen casada con un francés y Laura casada con otro francés. Charles Longuet, el marido de Jennychen, hizo sufrir mucho a mi hermana, e incluso ahora, quince años después de su muerte, ni siquiera contesta a las cartas que le escribimos. Paul Lafargue, el marido de Laura, es de mucho mejor carácter, es una buena persona, pero no sabe ganarse la vida y el matrimonio ha ido sobreviviendo gracias a las ayudas económicas de otras personas, especialmente del siempre fiel Engels, que al morir prácticamente les solucionó la vida con lo que heredaron de él. Es posible que no quisiera verme casada también a mí con otro francés, y menos con la fama de conquistador que tenía Lissagaray.

"Ma petite femme", me llamaba. No pude soportar la negativa de mi padre, así que me fui de casa aprovechando el puesto de profesora que me salió en Brighton. Lejos del hogar podría verle cuando me apeteciera, aunque fuera sin su beneplácito. Pero no pude soportar la tensión, enfermé de los nervios y tuve que volver con ellos. Una vez de vuelta con ellos, siguieron negando su consentimiento y por tanto prosiguió la tensión. A pesar de que fui con el Moro a varios balnearios para curarnos de nuestras respectivas enfermedades, mi relación con él fue muy fría durante varios años. Mientras tanto, de vez en cuando me veía con Lissa a escondidas. Pero esa situación no podía ser satisfactoria y mis sentimientos hacia él se fueron enfriando, hasta el punto de que, cuando un día, en 1882, el Moro me dijo que me concedía plena libertad para elegir lo que decidiera en mi vida, ya era demasiado tarde para esa relación. A pesar de que nos habíamos prometido en secreto muchos años antes, rompimos nuestros lazos de unión y quedamos como dos buenos y viejos amigos.

De: Eleanor Marx

A: Olive Schreiner

Londres, 20 febrero de 1898

Mi querida Olive:

Esta noche he soñado con Lissagaray. Después de tanto tiempo sin haber pensado en él de esta forma, he soñado que me abrazaba con fuerza y he escuchado con nitidez su voz diciéndome, como lo hacía entonces, "ma petite femme". La sensación era tan intensa que me parecía que él estaba de verdad allí, a mi lado, en carne y hueso. Cuando desperté, me puse a pensar en él durante mucho tiempo.

¿Habríamos tenido una vida mejor?

Después de tantos años, hoy me he preguntado de nuevo por qué todo eso tuvo que suceder así. Él fue, sin duda, la persona que mejor me entendió, que mejor sabía lo débil que soy, cuánto necesito sentirme rodeada de cariño para poder vivir. En aquella época le decía que no me podía exigir que abandonara a mi familia por él, ya que sabía que sin ella yo no podría vivir (...) Él comprendía todo eso por completo.

Entonces, ¿por qué dejé de amarle, a mi adorable y paciente comunero?

Hoy, mirando hacia atrás, he sabido que fue una especie de proceso natural de autodefensa por mi parte. Lo que yo quería —conciliar a Lissa con el Moro— no era posible. Inconscientemente, mi decisión ya estaba tomada desde el principio: no podía romper con mi familia. Sólo me quedaba la opción de dejar de amarle. Fue un proceso muy lento, sin que yo fuera totalmente consciente de él, pero así ocurrió.

También tardé mucho en entender por qué mi padre no le aceptaba, pero hoy veo todo mucho más claro (...) El Moro me dijo: "Hija mía, si tú crees que realmente quieres estar al lado de ese hombre mucho mayor que tú y con tan pocas posibilidades de ofrecerte una vida estable, soy consciente de que no puedo hacer nada. He tratado de evitar que tengas los mismos padecimientos que, sin yo quererlo, le causé a tu madre (...) Si estuviera en mi poder, me gustaría salvar a mis hijas de los arrecifes en los cuales naufragó la vida de su madre. Siempre pensé que era mi deber de padre no permitir que, por lo menos tú, mi hija menor, tuviera la misma vida. Pero observo, con gran pena, que un padre, por mucho que lo intente y le duela, no tiene el poder de garantizar la felicidad de su hija. Y lo único que yo quiero es verte feliz, niña mía".

Si en ese momento yo le hubiera dicho al Moro que no se culpara, que yo estaba segura de que mi felicidad estaba al lado de Lissa, estoy segura de que por fin me habría dado su aprobación, me habría dejado ir. Pero yo no sabía si quería ir, si quería mudarme a Francia (...) De hecho, en el fondo, ya había dejado de amar a mi querido héroe. Ya había sufrido mucho durante todos aquellos años, había sacrificado el amor de juventud por el amor de la familia, y quería terminar de una vez por todas con ese dolor. Quería sentirme completa, ser dueña de mi vida, seguir una carrera, ser productiva (...) Quería ser feliz.

Aquella fue una época muy mala para la familia. A finales de 1881 murió Möhme, después de mucho sufrir y de pasar los últimos años de vida prácticamente metida en la cama. Tenía graves problemas digestivos que culminaron en un cáncer de hígado, y todas las medicinas que tomó no sirvieron de nada. Cuando falleció, también mi padre estaba enfermo, en cama. La mañana del 2 de diciembre gritó: "Karl, he perdido mis fuerzas", que fueron las palabras con las que se despidió. La enterraron en el cementerio de Highgate el día 5, y mi padre no pudo asistir al entierro, pero el General pronunció un bonito discurso.

La mujer de noble corazón ante cuya tumba nos encontramos nació en Salzwedel en 1814. Su padre, el barón Westphalen, fue poco después nombrado representante del gobierno en Tréveris, donde estableció relaciones de amistad con la familia Marx. Los hijos de las dos familias crecieron juntos. Cuando Marx fue a la universidad, él y su futura mujer ya sabían que sus destinos serían inseparables para siempre.

En 1843, después de que Marx hubiese brillado públicamente por primera vez como director de la primera *Gaceta Renana*, y después de la eliminación del periódico por parte del gobierno prusiano, se celebró la boda. Desde ese día, ella no sólo siguió la suerte, los trabajos y las luchas

de su marido, sino que tomó parte activa en todo ello con la más elevada de las inteligencias y la más profunda de las pasiones.

La joven pareja se exilió en París, al principio voluntariamente, después por obligación. Incluso en París el gobierno prusiano les persiguió (...) La familia se trasladó a Bruselas. Estalló la revolución de febrero. Durante los problemas causados por este acontecimiento en Bruselas, la policía belga no sólo arrestó a Marx, sino que metió en prisión también a su mujer, sin motivo alguno.

El esfuerzo revolucionario de 1848 llegó a su fin el año siguiente. Siguió un nuevo exilio, al principio de nuevo en París, y después, debido a la injerencia del gobierno, en Londres. Y en esta ocasión iba a ser un verdadero exilio, con toda su dureza.

Soportó los lógicos sufrimientos del exilio, aunque a consecuencia de ellos perdió tres hijos, dos de ellos varones. Pero le dolía en lo más profundo que todos los partidos, tanto gubernamentales como de oposición, feudales, liberales y autoproclamados democráticos, juntos en una gran conspiración contra su marido, le acusaran de las más calumnias más viles y con más poca base; que toda la prensa, sin excepción, le cerrara las puertas, que estuviera indefenso frente a adversarios que él y ella despreciaban por completo. Y todo eso duró muchos años.

Pero no eso no iba a ser siempre así. Más adelante, la clase trabajadora de Europa se encontró en unas condiciones políticas que le ofrecieron al menos cierto espacio. Se formó la Asociación Internacional de Trabajadores; implicó en la lucha a un país civilizado tras otro, y en esa lucha, al frente de todos, participaba su marido. Después llegó para ella una época que compensó todos los sufrimientos pasados. Vivió para ver cómo todas las difamaciones construidas en torno a su marido volaban como las hojas con el viento; vivió para escuchar cómo las doctrinas de su marido suprimían aquello en que los reaccionarios de todos los países, tanto feudales como autodenominados demócratas, habían puesto todos sus

esfuerzos, vivió para escucharlas, proclamadas de forma abierta y victoriosa en todos los países civilizados y todos los idiomas civilizados.

Vivió para ver cómo el movimiento revolucionario del proletariado sacudía un país tras otro y alzaba su cabeza, consciente de la victoria, desde Rusia hasta América. Y una de sus últimas alegrías, en su lecho de muerte, fue la espléndida prueba de una vida irreprimible, a pesar de todas las leyes represivas, que la clase trabajadora alemana dio en las últimas elecciones.

Lo que una mujer con una inteligencia tan clara y crítica, con tanto tacto político, con esos arrebatos de carácter, con esa capacidad de autosacrificio, ha hecho para el movimiento revolucionario no se ha hecho público, no se ha registrado en las columnas de la prensa. Sólo lo conocen quienes vivieron cerca de ella. Pero sé que con mucha frecuencia echaremos de menos sus consejos audaces y prudentes, ofrecidos sin arrogancia.

No necesito hablar sobre sus cualidades personales. Sus amigos la conocen y nunca las olvidarán. Si ha habido una mujer que encontró su mayor felicidad en hacer felices a los demás, esa mujer fue ella.

El lugar donde estamos es la mejor prueba de que vivió y murió con la plena convicción del materialismo ateo. No temía a la muerte. Sabía que un día tendría que volver, en cuerpo y mente, al seno de la naturaleza de la que había surgido. Y nosotros, que ahora la hemos dejado en su último lugar de descanso, intentemos mantener su memoria y ser como ella.

En enero de 1883 murió Jennychen, el último y más fuerte golpe para mi padre, el que terminó de quebrantar su salud, ya que sin su mujer y sin su hija favorita la vida dejaba de tener sentido. Fui yo quien tuvo que darle la mortal noticia, ante la cual se echó a llorar en mis brazos. Después pasaron dos meses llenos de dolores físicos y mentales, y el 14 de marzo tuvo lugar el acontecimiento más triste para la familia y para el socialismo internacional. Su salud se había agravado en los últimos años, las muertes de mamá y de Jenny le habían afectado profundamente, todos sabíamos que su fin estaba próximo; pero la muerte de un genio es un acontecimiento que nadie se

espera. Además, mi padre fue toda su vida un enfermo; no es que estuviera enfermo, sino que lo era por naturaleza. Su carácter le llevaba a padecer dolencias relacionadas con los nervios que no sanaban con medicina alguna. Eran aflicciones de la psique, no del cuerpo.

Murió recostado tranquilamente en su sillón. A las dos y media de la tarde del miércoles 14 de marzo de 1883, cuando el General llegó a casa para su visita de todos los días, Lenchen bajó para decirle que el Moro estaba medio dormido en su sillón favorito, junto al fuego. Acudieron al dormitorio y le vieron morir.



Karl Marx, en su vejez

Le enterraron el día 17 en el cementerio de Highgate, en el lugar donde un año y medio antes habían enterrado a mi madre. Algo menos de veinte personas acudieron al sepelio. Sobre el ataúd, dos coronas con lazos rojos, una del periódico alemán *Sozialdemokrat* y otra de la Asociación de Trabajadores Alemanes de Londres. Después del discurso que pronunció Engels, su yerno, Charles Longuet, leyó telegramas de condolencia procedentes de los partidos socialistas de Rusia, Francia y España. A continuación, su amigo Wilhelm Liebknecht pronunció un discurso en alemán. Su muerte pasó prácticamente inadvertida en Inglaterra, y los obituarios fueron breves y llenos de errores sobre los datos de su vida.

Discurso de Friedrich Engels ante la tumba de Marx:

El 14 de marzo, a las tres menos cuarto de la tarde, dejó de pensar el más grande pensador de nuestros días. Apenas le dejamos dos minutos solo y, cuando volvimos, le encontramos dormido suavemente en su sillón, pero ya para siempre.

Es completamente imposible calcular lo que el proletariado militante de Europa y América, así como la ciencia de la historia, han perdido con el fallecimiento de este hombre. Muy pronto se dejará sentir el vacío que ha abierto la muerte de esta figura gigantesca.

Igual que Darwin descubrió la ley del desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia humana: el hecho, tan simple, pero oculto bajo la maleza ideológica, de que el hombre necesita, en primer lugar, comer, beber, tener un techo y vestirse, antes de poder hacer política, ciencia, arte, religión, etc.; que, en consecuencia, la producción de los medios de vida inmediatos, materiales y, por tanto, la correspondiente fase económica de desarrollo de un pueblo o una época es la base a partir de la que surgen las instituciones políticas, las concepciones jurídicas, las ideas artísticas e incluso las ideas religiosas de los hombres, y con arreglo a la cual deben, por tanto, explicarse; y no al revés, como hasta entonces se había venido haciendo. Pero no sólo esto. Marx descubrió también la ley específica que rige el actual modo de producción capitalista y la sociedad burguesa creada por él. El descubrimiento de la plusvalía arrojó una nueva luz sobre estos problemas, mientras que todas las investigaciones anteriores, tanto las de los economistas burgueses como las de los críticos socialistas, habían vagado en las tinieblas.

Dos descubrimientos como éstos debían bastar para una vida. Quien tenga la suerte de hacer tan sólo un descubrimiento así ya puede considerarse feliz. Pero no hubo un solo campo que Marx no sometiese a investigación —y estos ámbitos fueron muchos, y no se limitó a tocar de pasada ni uno sólo de ellos—, incluyendo el de las matemáticas, en el que no hiciera

descubrimientos originales. Así era el hombre de ciencia. Pero esto no fue, ni con mucho, la mitad del hombre. Para Marx, la ciencia era una fuerza histórica motriz, una fuerza revolucionaria. Por puro que fuese el placer que pudiera depararle un nuevo descubrimiento hecho en cualquier ciencia teórica, y cuya aplicación práctica tal vez no podía preverse en modo alguno, era muy distinto el deleite que experimentaba cuando se trataba de un descubrimiento que ejercía inmediatamente una influencia revolucionaria en la industria y en el desarrollo histórico en general. Por eso seguía al detalle la marcha de los descubrimientos realizados en el campo de la electricidad, incluso los de Marcel Deprez en los últimos tiempos.

Marx era, ante todo, un revolucionario. Colaborar, de este o de otro modo, al derrocamiento de la sociedad capitalista y de las instituciones políticas creadas por ella, contribuir a la emancipación del proletariado moderno, a quien él había infundido por primera vez la conciencia de su propia situación y de sus necesidades, la conciencia de las condiciones de su emancipación: esa era la verdadera misión de su vida. La lucha era su elemento. Y batalló con una pasión, una tenacidad y un éxito como pocos. Primera Gaceta Renana, 1842; Adelante de París, 1844; Gaceta Alemana de Bruselas, 1847; Nueva Gaceta Renana, 1848-1849; New York *Tribune*, 1852 a 1861; a todo lo cual hay que añadir un montón de panfletos de lucha y el trabajo en las organizaciones de París, Bruselas y Londres, hasta que, por último, nació como remate de todo ello, la gran Asociación Internacional de Trabajadores, que era, en verdad, una obra de la que su autor podía estar orgulloso, aunque no hubiera creado ninguna otra cosa. Por eso, Marx era el hombre más odiado y más calumniado de su tiempo. Los gobiernos, lo mismo los absolutistas que los republicanos, le expulsaban. Los burgueses, lo mismo los conservadores que los demócratas, competían en lanzar difamaciones contra él. Marx apartaba todo esto a un lado como si fueran telas de araña, no hacía caso de ello;

sólo contestaba cuando la necesidad más imperiosa lo exigía. Y ha muerto

venerado, querido, llorado por millones de obreros de la causa

revolucionaria, como él, diseminados por toda Europa y América, desde las

minas de Siberia hasta California. Y puedo atreverme a decir que si pudo

tener muchos adversarios, apenas tuvo un solo enemigo personal. Su

nombre vivirá a través de los siglos, y con él su obra.

Un bello discurso, sin duda, pero que falta a la verdad en muchos puntos; hay que

reconocerlo. Me complace pensar que sólo quisieron acudir a su entierro los amigos

más íntimos, pero lo cierto es que mi padre era un hombre prácticamente olvidado en

el momento de su muerte. Hacía mucho que no escribía nada, muchos años que se

había clausurado la Internacional, muchos años que no hacía política. Aun así, el

discurso del General fue muy emotivo, lo mismo que los obituarios publicados por

sus seguidores. Después de morir mi padre, el General se implicó en la tarea de dar a

conocer su obra, de actualizarla, de hacerla más accesible a la clase obrera, de reunir

los apuntes que dejó para publicar los siguientes volúmenes de El Capital y de

escribir libros que sirvieran para entender mejor los principios fundamentales de sus

teorías. Por decirlo en pocas palabras, una vez muerto Marx, Engels estaba fundando

el marxismo.

También me dolió mucho la muerte, en 1890, de la fiel Lenchen, nuestra segunda

madre. Cuando murió mi padre se mudó a la casa del General, y ya liberada de las

tareas domésticas, vivió mejor que nunca. No le faltó de nada y por fin pudo ver con

total libertad a su hijo, esto es, cumpliendo las restricciones que mencioné antes.

Legó a su hijo Freddy todas sus posesiones, que ascendían a noventa y cinco libras.

Como era una más de la familia, la enterramos junto a mis padres.

De: Friedrich Engels

A: Friedrich Adolph Sorge

5 de noviembre de 1890

69

Hoy tengo tristes noticias que contar. Mi buena, querida y leal Lenchen ha fallecido plácidamente después de una enfermedad breve y prácticamente sin dolor. Hemos vivido juntos siete felices años en esta casa. Hemos sido los dos últimos de la vieja guardia, de antes de 1848. Ahora estoy solo de nuevo. Si Marx, durante un largo período de tiempo, y yo, durante los últimos siete años, tuvimos tranquilidad mental para trabajar, fue en esencia gracias a ella. No sé qué será de mí ahora. También echaré dolorosamente de menos sus discretos consejos respecto a los asuntos del partido.



Friedrich Engels

En cuanto al General, fue siempre quien mejor salud tuvo de todos los miembros de la vieja guardia, y por eso mismo fue el último en morir. Y si no hubiera sido por ese cáncer de garganta, a saber cuántos años más podría haber vivido, ya que por lo demás se encontraba muy bien físicamente. Recuerdo con amargura esos días, no sólo por su fallecimiento, sino porque fue cuando descubrí el asunto de la paternidad de Freddy, como ya he relatado.

Engels es ahora un setentón, pero lleva con facilidad sus tres veces veinte años más diez. Tanto física como intelectualmente se mantiene en forma.

Lleva con tanta familiaridad sus seis pies y algo más de estatura, que uno

no creería que fuera tan alto. Tiene barba, que forma una extraña

inclinación lateral, y que ahora comienza a encanecer. Su cabello, por el

contrario, se mantiene castaño y sin una sola cana; por lo menos no he

podido descubrir ninguna después de un atento examen. En lo relativo a su

cabello resulta más joven que la mayoría de nosotros. Pero si ya el aspecto

externo de Engels es joven, él todavía lo es mucho más que su aspecto. Es

realmente el hombre más joven que conozco. Y por lo que puedo recordar,

en estos últimos veinte años no ha envejecido (...)

Todavía existe otro aspecto en Engels, quizás el más esencial, que creo que

merece comentarse. En vida de Marx decía de sí mismo: "He tocado el

segundo violín y creo haber conseguido cierto virtuosismo, y me he

considerado condenadamente feliz de haber podido contar con un primer

violín tan bueno como Marx". En la actualidad Engels dirige la orquesta,

pero sigue siendo tan modesto y sencillo como si, como él mismo dijo,

tocara "el segundo violín".

Eleanor Marx

De: Louise Freyberger

A: Eleanor Marx

5 de agosto de 1895

Querida Tussy:

El viejo y querido General cayó dormido plácidamente y sin sufrimiento a

las 10:30 del día de hoy.

Salí de la habitación para cambiarme y ponerme algo para la vigilancia

nocturna, estuve fuera cinco minutos, y cuando volví todo había acabado.

Tuya

Louise

71

Cuando murió, hicimos incinerar su cadáver, tal como había dejado encargado. Unos días después, con Edward, Bernstein y Lessner, llevamos la urna con sus cenizas a Eastbourn, el pueblo donde le gustaba pasar sus días de vacaciones, alquilamos una barca, nos adentramos en el mar y allí esparcimos sus cenizas. Igual que durante toda su vida cedió la primacía a mi padre y quiso mantenerse en un segundo plano — aunque en realidad nunca lo estuvo—, no quiso que le enterraran, para que los obreros de todas las épocas visiten la tumba de mi padre, no la suya. Fue fiel a los Marx incluso después de su muerte, ya que nos legó a Laura y a mí, las dos supervivientes de la familia, una cantidad más que respetable que nos permitió comprar nuestras respectivas casas. En cuanto a Freddy, también le ignoró en su testamento, pero nosotras dos y Longuet, viudo de mi hermana Jenny, nos encargamos de hacerle llegar una suma de dinero suficiente, si no para vivir desahogadamente, sí al menos para solucionar sus problemas económicos.

## Obituario de Friedrich Engels, por Edward Aveling:

Engels medía aproximadamente seis pies, y hasta su última enfermedad era un hombre de porte erguido, militar, que llevaba con facilidad la carga de sus más de setenta años. Ese porte militar, y el paso rápido y enérgico, guardan cierta relación con el nombre que sus amigos íntimos le daban: el General (...)

Engels podía hablar con cada persona en la lengua materna de ésta. Al igual que Marx, hablaba y escribía a la perfección alemán, francés e inglés, y casi con la misma perfección italiano, español y danés; también sabía leer y hacerse entender en ruso, polaco y rumano; por no mencionar lenguas no vivas como el latín y el griego. Cada día, con cada correo, llegaban cartas y periódicos escritos en todas las lenguas europeas, y era sorprendente ver cómo, además de ocuparse de todo su trabajo, tenía tiempo de leerlas, ordenarlas y conservar lo más importante en su memoria. Cuando alguno de sus escritos o de los de

Marx se traducía a otra lengua, los traductores le enviaban siempre los trabajos para su revisión y corrección (...)

Ahora bien, no sólo por su facilidad para los idiomas, sino en otros muchos sentidos, era Engels un admirable anfitrión. Era la hospitalidad en persona y tenía unos modales excelentes (...) Durante los días de la semana vivía en la mayor sencillez, a menos que alguno de nosotros fuera a visitarle, desayunar o comer con él. Pero los domingos era una verdadera alegría contemplar cómo le divertía homenajear a sus amigos con lo mejor que podía encontrar (...)

Engels fue uno de los hombres más altruistas del mundo. Su propia presencia ya resultaba estimulante, y lo mismo cabía decir de su valor y su optimismo (...) Él era el hombre al cual se podía dirigir uno ante cualquier dificultad que se presentara, y siempre se podía seguir su consejo. Su saber enciclopédico estaba en todo momento a disposición de sus amigos. Incluso especialistas de diferentes campos del saber tuvieron que admitir que Engels conocía dicho campo mejor que ellos mismos. Así, en las ciencias naturales siempre era capaz de aportar una nueva idea, ayudar un poco más, cualquiera que fuera la rama o el aspecto de un ámbito sobre el que se le hacía alguna pregunta.

En cuanto a la política, ese campo por el que se interesaban todos sus amigos, todos acudían a él para recibir instrucción. No sólo conocía las bases fundamentales, sino también los más pequeños detalles de la evolución económica, histórica y política de cada país (...)

Su vida fue hermosa, y él la amaba. A veces creo que bien pudo haber pensado, igual que Sócrates: "Cuando toda razón haya pasado y la muerte sólo sea como un profundo sueño sin ensueños, en el cual nos sumimos a veces, qué deseable será entonces la muerte". Con su saber, con su obra, su confianza en el futuro del movimiento, su ejército de amigos —entre los que Marx era naturalmente el primero y último, su todo—, con su enorme alegría de vivir, tenía más razones que otros

muchos para aferrarse a la vida y estimarla. Ahora bien, tampoco sentía el mínimo temor ante la muerte.

Edward es un enfermo moral y yo he querido curarle. Pero ya es tarde. Tarde para los dos; para él y para mí. Hace tiempo que desistí de hacerle cambiar, y ahora lo único que quiero es descansar de una vez. Ya no habrá más discusiones ni más sufrimiento. Va a salir a arreglar unos asuntos —eso me ha dicho; a saber con qué sucia amante se va a encontrar—, y aprovecharé para enviar a Gertrude a que compre en la botica el fármaco liberador. Dentro de unas horas llegará el sueño eterno, la falta de sensación, y con ella la cesación del dolor. Porque, ¿qué otra cosa es el dolor sino sensación dañina, ya sea procedente del cuerpo o de la mente? ¿Y qué cosa es la muerte sino la ausencia de sensación y de dolor? Cuando el querido veneno detenga mi respiración, mi corazón y mi cerebro, habré dejado de sufrir. Dicen que el efecto del ácido prúsico -más conocido como cianuro- es terrible y doloroso, pero también muy rápido. Unos minutos de convulsiones, rigidez muscular, pulso acelerado, dificultades para respirar y sensación de quemazón por todo el cuerpo, y al final el corazón deja de latir, los pulmones de respirar y sobreviene el coma irreversible. El tradicional arsénico es mucho peor, con largas horas de náuseas, dolores, calambres, diarreas y vómitos. Además, con tanto tiempo y esos síntomas tan notables corro el riesgo de que llamen a un médico y me dé algún antídoto, igual que pasó en aquella ocasión, hace más de diez años, en que Edward me humilló y yo tomé una buena cantidad de opio, pero me descubrieron y lograron salvarme haciéndome ingerir unos cuantos cafés bien cargados y no dejándome que me quedara quieta.

Sólo espero que el color azulado que mostrará mi cuerpo no deje un cadáver poco estético de ver. Por algo voy a estar recién bañada y me voy a poner un bonito pijama blanco. Ya que voy a acabar con todo, que sea bien y no de cualquier forma. Va a ser como Madame Bovary, pero sin el maldito arsénico. Al final resultará que durante mi vida no he podido cumplir mi gran sueño de ser actriz —después de que mi querida profesora me dijera que no tenía el talento suficiente—, pero pondré fin a mis días de un modo novelesco. Sólo espero que la posteridad sea benevolente conmigo.

Ansiamos vivir cuando nuestra vida está llena de alegría y gozo. Nos aferramos a la vida cuando nos queda algo por lo que luchar, o cuando siguen presentes algunos de los placeres que le dan sentido. Pero, ¿qué sentido tiene vivir cuando lo único que nos queda es dolor? Y no hablo del dolor físico, ese que puede amortiguarse tomando una píldora de opio. Hablo del dolor del corazón, del dolor emocional, ese que necesitaría de altas dosis de láudano, administradas de forma continua, varias veces al día, día tras día. Ese que no tiene cura porque su causa es una persona que actúa intencionalmente, y que sabemos que nunca dejará de obrar así porque no puede ser de otra forma. ¿Qué otra alternativa tengo? ¿Matarle? No sería capaz de hacerlo, y aunque pudiera lo peor no sería la cárcel, no, sino el remordimiento durante toda la vida por haberlo hecho y el dolor de haber acabado con la persona a la que yo quería, a pesar de todo. ¿Irme de su lado, olvidarle? No soportaría que tuviera una vida sin mí, que fuera feliz sin mí. ¿Estar toda la vida sedada, bajo los efectos del opio a grandes cantidades? Llegaría un momento en que la dosis necesaria sería demasiado alta, y además creo que la vida hay que vivirla con lucidez, no en estado de sedación. No. La decisión que he tomado es, sin duda, la más adecuada. Decía Epicuro que no debemos temer a la muerte porque, cuando nosotros somos, la muerte no es, y cuando la muerte es, nosotros no somos. Nunca llegamos a sentir qué es la muerte, y el proceso de morir no puede ser doloroso cuando es producido por un tóxico como el ácido prúsico. No voy a sufrir, y en cambio voy a poner fin a todos mis sufrimientos. Una decisión correcta, por tanto.

\_\_\_\_\_

El 31 de marzo de 1898, por la mañana temprano, Edward Aveling se vistió a duras penas para viajar a Londres él solo. Eleanor le rogó que no fuera, no sólo por su salud, sino porque no quería que se viera con ninguna amante ni con aquella a la que había convertido en su esposa. Edward no dijo nada, terminó de vestirse y se marchó. A las 10 de la mañana, Eleanor envió a la criada, Gertrude Gentry, a la botica de George Dale, situada en el número 92 de la calle Kirkdale, con una nota que decía:

"Por favor, entregue al portador cloroformo y una pequeña cantidad de ácido prúsico para el perro". La nota incluía las iniciales E.A., y una tarjeta a nombre del doctor Edward Aveling. La criada regresó con un paquete que contenía dos onzas (60 mililitros) de cloroformo y un dracma (la octava parte de una onza, es decir, 3,75 mililitros) de ácido prúsico. También trajo el libro de venenos. Eleanor lo firmó con sus iniciales E.M.A. (Eleanor Marx Aveling), tras lo cual Gertrude fue a devolver el libro al boticario. Cuando volvió a casa, alrededor de las 10:45, subió a las habitaciones de la parte superior de la casa y encontró a Eleanor tumbada en la cama respirando con dificultad. Le preguntó qué le ocurría, y al no recibir respuesta corrió a la casa de la vecina, la señora Kell, para pedir ayuda, y después a casa del médico. Cuando la señora Kell entró en el dormitorio de Eleanor, el veneno ya había cumplido su misión. Cuando llegó el doctor Henry Shackleton, tras un examen del cadáver, dedujo, por el color de la cara y por el característico olor a almendras amargas, que la causa de la muerte había sido un envenenamiento con cianuro. Eleanor había escrito dos notas de despedida.

## Una para Aveling:

Querido, muy pronto habrá terminado todo. Mi última palabra para ti es la misma que te dije durante todos estos largos y tristes años: Amor.

# Otra para su sobrino favorito, Jean Longuet:

Mi queridísimo Johnny:

Mis últimas palabras son para ti. Intenta ser digno de tu abuelo. Tu tía Tussy.

La muerte suscitó muchas reacciones. Hubo quien dijo que había habido un pacto de suicidio entre Eleanor y Edward, y que éste no cumplió su parte y la dejó morir. También se dijo que él conocía sus intenciones, que se marchó de casa para no estar presente durante la muerte y que regresó cuando estuvo seguro de que todo había acabado.

Bernstein escribió un artículo expresando su opinión, "¿Qué llevó a Eleanor Marx a la muerte?", publicado en alemán en *Neue Zeit* y en inglés en *Justice*:

(...) El doctor Aveling no ha intentado poner en duda ni refutar lo expuesto, ni tampoco librarse de la sospecha que todo esto arroja sobre él. La sospecha consiste en que el doctor Aveling, cuando salió de casa el 31 de marzo, sabía que Eleanor estaba decidida a acabar con su vida, y también sabía que había conseguido veneno para tal fin, y sabiendo esto, no obstante no hizo ningún esfuerzo para evitar el suicidio.

Por tanto, que el doctor Aveling tenga, o no, responsabilidad criminal en la prematura muerte de Eleanor Marx, sólo puede decidirlo una investigación judicial. En cuanto a su responsabilidad moral, lo siguiente servirá a modo de aporte (...)



Eduard Bernstein

En el artículo, Bernstein resumía los últimos meses de vida en común de Eleanor y Aveling, las llamadas de socorro a Freddy Demuth y la actitud de Aveling la mañana del día del suicidio y cuando volvió a la casa, con Eleanor ya muerta. Bernstein afirmaba que, sin lugar a dudas, Aveling fue responsable moral de la muerte de

Eleanor Marx, y tal vez responsable judicial. También Wilhelm Liebknecht, amigo de

la familia, tuvo sospechas.

De: Wilhelm Liebknecht

A: Laura Marx

9 de abril de 1898

Son terribles las cosas que la gente dice sobre Aveling. No puedo creerlo

todo, y espero las noticias que Paul y tú me hagáis llegar. En cualquier

caso, fue una cobardía decir que Tussy pudo tener una tendencia mórbida al

suicidio. No es cierto (...)

Pero un juicio contra Aveling, como desea Bernstein, no me parece muy

razonable.

De: Eduard Bernstein

A: Laura Marx

Abril de 1898

(...) Se le ha visto en compañía de una mujer en un restaurante de moda,

riendo y haciendo bromas. Y no hay duda de que vive con una mujer. No sé

si te dije que aquí corrió el rumor de que Aveling se había casado en

secreto y que enterarse de este asunto fue lo que llevó a Eleanor a morir.

Al funeral, celebrado el 5 de abril en el cementerio de Waterloo Station, acudió una

gran multitud. Pronunciaron discursos varios dirigentes; Bernstein, entre otros. Sobre

el ataúd había coronas de flores enviadas por la Federación Socialdemócrata, el

Partido Socialdemócrata Alemán, numerosas agrupaciones de trabajadores y

redacciones de periódicos. Aveling asistió, pero se limitó a pronunciar unas palabras

sin ningún sentimiento y sin lágrimas en los ojos. El día anterior había ido a ver un

partido de fútbol. Según Bernstein, si no hubiera sido porque no querían un escándalo

79

público, la gente le habría despedazado. El cuerpo fue incinerado y Aveling no solicitó quedarse con las cenizas. Después de la investigación judicial, no fue encontrado culpable de ningún cargo.

Eleanor pudo descansar por fin en paz. Seguramente las palabras de su amiga, la actriz Olive Schreiner, no fueron en absoluto negativas: "Me siento muy contenta de que Eleanor esté muerta. Es una gran suerte que por fin haya logrado librarse de él". Edward Aveling recibió mil novecientas libras de la herencia, que se gastó en poco tiempo, en parte para pagar sus numerosas deudas. De todas formas, no pudo disfrutar demasiado porque murió cuatro meses después, de enfermedad renal. Durante ese tiempo se le prohibió asistir a las reuniones del partido y del sindicato. La pequeña urna con las cenizas fue recogida por Lessner, que depositó en su interior una tarjeta que decía "Estas son las cenizas de Eleanor Marx". La llevó a las dependencias de la Federación Socialdemócrata, donde el secretario la colocó sobre la estantería acristalada de un armario, donde permaneció 23 años. Después de muchas tribulaciones, en 1956 fue enterrada junto a los restos de Marx, su mujer, su

nieto Johnny y Helene Demuth, bajo el monumento a Marx que hay en el Cementerio

Mi hermana Eleanor fue, con mucho, la más inteligente y mejor dotada de las tres. Ella heredó el amor por el conocimiento que siempre tuvo nuestro padre, y el hecho de querer ser siempre una mujer independiente le permitió conseguir logros que a Jennychen y a mí nos fueron ajenos. Sus apodos, aparte del conocido "Tussy", fueron Quo-quo y el Enano Alberich. Tenía los ojos color castaño oscuro, el cabello negro azabache y la nariz gruesa de mi padre, y era la favorita de mi madre. Nunca fue lo que se suele llamar très jolie, pero su alegría y su fuerza de carácter resultaban realmente atractivas. Fue la única de las tres que hablaba y leía alemán con soltura. Haber nacido nueve años antes que ella me permitió observar sus progresos en todos los ámbitos, y he de decir que siempre fue una niña sobresaliente, si bien es cierto que tuvo la ventaja de no sufrir las penurias que sí pasamos las dos hermanas mayores, especialmente el tiempo que vivimos en aquel pequeño apartamento del Soho donde murieron tres de nuestros hermanos, donde mi madre permanecía más días encamada que levantada, y donde mon père tenía que trabajar sobre una mesa carcomida, siempre que se lo permitían sus fuerzas, muy mermadas por la mala alimentación, el excesivo consumo de tabaco y el insomnio crónico, y cuando no se retorcía por los dolores causados por sus llagas, sus cólicos o sus hemorroides.

Mi padre fue excesivamente sobreprotector con Eleanor; por eso tuvo ese débil carácter, y por eso mismo necesitaba una figura paterna que la protegiese, aunque fuera el malvado de Aveling, la causa de todos sus males en sus últimos años de vida y el culpable de su suicidio.

-----

Mi hermana Jennychen, conocida por la familia por Emperador de China, Quiqui y Di, tenía los ojos negros y el cabello color azabache, también como mi padre. Físicamente era la más parecida a Möhme, y de ella heredó no sólo el nombre, sino saber aguantar el sufrimiento, ya que tuvo un matrimonio muy difícil con el inepto de

Charles Longuet, que tanto la hizo sufrir y tan poco la ayudó a llevar la casa. Mi padre no pudo oponer ningún reparo a la relación, ya que él siempre se comportó correctamente y Jenny ya tenía veintiocho años. Pero, igual que mi marido, Paul, Longuet era proudoniano. El pobre Moro tuvo que soportar declararse socialista científico y tener dos hijas casadas con dos socialistas utópicos. Imagino que este hecho le haría recordar sus viejas batallas dialécticas de juventud contra Proudhon y su *Miseria de la filosofía*, que escribió en contestación a la obra *Filosofía de la miseria*, de aquél.

Antes de conocer a Longuet, con veinticuatro años, Jennychen consiguió un empleo de profesora de idiomas para ayudar económicamente a la familia, ante lo cual el Moro se preocupó mucho porque temía que trabajar todo el día pudiera perjudicar su frágil salud.



Jenny y Laura

Jennychen y Charles se conocieron cuando él huyó a Londres huyendo de la represión contra los comuneros de París y se casaron en 1872. Se mudaron a Oxford, donde Longuet intentó establecerse como profesor, pero no lo logró. Volvieron a Londres para buscar trabajo, y en 1874 consiguieron colocarse como profesores. Entre los dos se ganaban la vida pasando el día dando clase, ya que tenían que complementar sus empleos con clases particulares.

Longuet era también bastante delicado de salud y lo único que supo hacer bien fue dejar a Jennychen embarazada de seis hijos en ocho años, a los que ni siquiera supo criar, razón por la que dos murieron muy pronto y los otros cuatro —una vez fallecida ella— no están recibiendo la educación que necesitan. Para colmo de males, en 1877 él sufrió un brote de fiebre tifoidea que le dejó con un carácter irascible, casi histérico.

Con razón mi madre dudaba de que Longuet pudiera hacerla feliz, a ella, siempre tan frágil. ¡Qué dolores tan terribles tuvo que sufrir la pobre Jennychen durante sus últimos años de vida! Dado que me duele hablar de ella, a modo de homenaje, prefiero recordar el bello obituario que le dedicó el General.

Obituario de Jenny Longuet, nacida Marx, por Friedrich Engels

Jenny, la hija mayor de Karl Marx, ha muerto en Argenteuil, cerca de París, el 11 de enero. Hace ocho años se casó con Charles Longuet, antiguo miembro de la Comuna de París y actual codirector de *Justice*.

Jenny Marx nació el 1 de mayo de 1844, y creció en medio del movimiento proletario internacional y en estrecho contacto con él. A pesar de cierta reticencia que se debía a su timidez, cuando era necesario exhibía una presencia de ánimo y una energía que muchos hombres envidiarían.

Cuando la prensa irlandesa desveló el infame trato que los fenianos juzgados en 1866 tuvieron que sufrir en la cárcel, y los periódicos ingleses ignoraron obstinadamente las atrocidades; y cuando el gobierno de Gladstone, a pesar de las promesas realizadas durante la campaña electoral, rechazó amnistiarlos e incluso mejorar sus condiciones, Jenny Marx encontró una forma para que el piadoso señor Gladstone tomara medidas inmediatamente. Escribió dos artículos para el periódico *Marsellesa*, de Rochefort, describiendo vívidamente cómo se trata a los prisioneros políticos en la Inglaterra libre. La tarea surtió efecto. La divulgación en un gran periódico parisino fue irresistible. Unas semanas después, O'Donovan Rosa y la mayoría de los demás estaban libres y de camino a América.

En verano de 1871, Jenny, junto con su hermana menor, visitaron a su cuñado, Lafargue, en Burdeos. Lafargue, su mujer, su hijo enfermo y las dos chicas se trasladaron de allí a Bagneres de Luchon, un balneario de los Pirineos. Una mañana temprano, un caballero se presentó ante Lafargue y le dijo: "Soy oficial de policía, pero republicano; hemos recibido una orden de arresto contra usted; se sabe que usted estuvo a cargo de la comunicaciones entre Burdeos y la Comuna de París. Tiene usted una hora para cruzar la frontera".

Lafargue, con su mujer y su hijo, lograron pasar la frontera y entrar en España, por lo que la policía se vengó arrestando a las dos chicas. Jenny tenía en su bolsillo una carta de Gustave Flourens, el líder de la Comuna que fue asesinado cerca de París; si se descubría la carta, las dos hermanas tenían asegurado el viaje a la cárcel. Cuando se encontró un momento sola en la oficina de policía, Jenny abrió un polvoriento y viejo libro de cuentas, metió dentro la carta y volvió a cerrar el libro; tal vez la carta siga aún allí. Cuando las dos chicas fueron llevadas a la oficina, el prefecto, el conde de Keratry, un famoso bonapartista, las interrogó. Pero la astucia del antiguo diplomático y la brutalidad del antiguo oficial de caballería sirvieron de poco al enfrentarse a la tranquila prudencia de Jenny. Salió de la sala en un ataque de ira por "la energía que parece propia de las mujeres de esta familia". Después de enviar varios mensajes a París y de recibir otros tantos, finalmente tuvo que liberar a las dos, que habían sido tratadas de manera realmente indigna durante su detención.

Estas dos historias son características de Jenny. El proletariado con ella ha perdido una valiente luchadora. Pero su padre, que se encuentra de luto, tiene al menos la consolación de que cientos de miles de trabajadores de Europa y América comparten su dolor.

.\_\_\_\_

En cuanto a mí, nací el 26 de septiembre de 1845 en Bruselas, cuando mi padre se encontraba en esa ciudad conspirando contra las monarquías europeas. Mi familia y mis amistades más cercanas, en lugar de llamarme por mi nombre, Laura, me conocen por los apodos de Hotentote y Kakadou. Tengo los ojos verdes y el cabello de color castaño claro, siempre me han dicho que soy bonita, y en cuanto al temperamento soy la más callada de las tres hermanas; incluso en algunos momentos he tenido lo que podemos llamar ataques de melancolía. Siempre fui la más hogareña y la menos propensa a meterme en política, así que supongo que estaba predestinada a casarme. De hecho, aunque Jenny era mayor que yo, me casé antes. Tuve un pretendiente llamado Charles Manning, que tenía bastante dinero y parecía un hombre honesto. Me pidió que entabláramos relación en numerosas ocasiones, pero yo simplemente no sentía nada por él, a pesar de que su hermana era una buena amiga mía.



Laura Lafargue-Marx

Conocí a Paul en 1866, con 20 años, y año y medio después me casé con él, no sin que antes mi padre mostrara su preocupación y le pidiera que probase que podía mantener sin problemas un hogar. Paul comenzó a estudiar medicina en París, pero sus ideas revolucionarios habían provocado su expulsión. Por eso se trasladó a Londres, con la idea de acabar allí la carrera. Como buen revolucionario, empezó a visitar a mi padre para presentarle sus respetos, pero pronto el objeto de su

admiración fui yo, no el Moro. Reconozco que al principio me mostré un poco fría con él, pero así era mi carácter. Él, en cambio, no dejaba de cortejarme y me acosaba con su fogosidad antillana, que en aquel momento me incomodaba. Paul tenía sangre francesa, judía, india caribeña y negra, a partes iguales, y aunque de tez morena y cabellos ondulados, tenía todo el aspecto de un joven francés de buena familia. Su interés por mí fue pronto evidente, y el Moro se preocupó como todo padre lo hace por el bien de su petite fille y por el del futuro matrimonio. Así que, además de rogarle que fuera menos ardiente, escribió a su padre, para que le informara sobre la situación económica de la familia.

De: Karl Marx

A: Paul Lafargue

13 de agosto de 1866

Me va a permitir usted hacerle las siguientes observaciones:

- 1. Si quiere proseguir sus relaciones con mi hija, tendrá usted que reconsiderar su modo de "hacer la corte". Sabe que no hay compromiso definitivo, que todo es provisional; incluso si ella fuera su prometida en toda regla, no debería olvidar que se trata de un asunto a largo plazo. La intimidad excesiva está, por tanto, fuera de lugar, si se tiene en cuenta que los novios tendrán que habitar la misma ciudad durante un período necesariamente prolongado de duras pruebas (...) A mi juicio, el amor verdadero se manifiesta en la reserva, la modestia, e incluso la timidez del amante ante su idolatrada, y no en la libertad de la pasión y las manifestaciones de una familiaridad precoz. Si usted defiende su temperamento criollo, es mi deber interponer mi razón entre ese temperamento y mi hija. Si en su presencia es usted incapaz de amarla de un modo conforme a las costumbres de Londres, tendrá que resignarse a quererla a distancia. Estoy seguro de que entiende lo que le quiero decir.
- 2. Antes de establecer definitivamente sus relaciones con Laura, necesito serias explicaciones sobre su posición económica. Mi hija supone que estoy

al corriente de sus asuntos, pero se equivoca. No he sacado a relucir esta cuestión hasta ahora porque, a mi juicio, la iniciativa debería haber provenido de usted. Sabe que he sacrificado toda mi fortuna en las luchas revolucionarias. No lo siento, sin embargo. Si tuviera que recomenzar mi vida, obraría de la misma forma (...) Pero, en lo que esté en mis manos, quiero salvar a mi hija de los problemas con los que se ha encontrado su madre (...) En lo que respecta a su posición en términos generales, sé que usted aún es estudiante, que su carrera en Francia ha quedado más o menos arruinada por cierto incidente, que aún no domina el idioma, algo indispensable para su aclimatación en Londres, y que su futuro es, como mucho, enteramente problemático (...) Respecto a su familia, no sé nada.

- 3. Para evitar toda mala interpretación de mi carta, le puedo asegurar que si usted desea contraer matrimonio en las circunstancias actuales, eso no sucedería. Mi hija no consentiría (...)
- 4. Me gustaría que esta carta fuera un asunto privado entre nosotros dos. Espero su respuesta.

Suyo,

Karl Marx

Posteriormente, Paul dejó testimonio escrito sobre esos primeros contactos con mi padre. Nunca guardó ningún resentimiento; al contrario, su admiración por él fue constante. *Mon cher mari* puede tener defectos, como todo el mundo, pero nunca ha albergado malos sentimientos hacia nadie.

Fue en febrero de 1865 cuando vi por vez primera a Karl Marx. La Internacional había sido fundada el 28 de septiembre de 1864, en la asamblea celebrada en St. Martin's Hall. Yo acudí desde París para llevarle noticias de los progresos que la joven asociación había logrado allí (...) Por aquel entonces tenía yo veinticuatro años, y toda mi vida recordaré la impresión que me causó aquella primera visita. Marx estaba enfermo y

trabajaba en el primer volumen de *El Capital*, que no se publicó hasta dos años más tarde, en 1867, y que él temía no poder terminar. Le gustaba recibir gente joven (...)

En aquel gabinete de trabajo de Maitland Park Road —donde desde todas las partes del mundo civilizado confluían los camaradas para consultar al maestro de la causa socialista— no se me apareció como el incansable e incomparable agitador socialista, sino como un erudito. Aquel gabinete es histórico, y es necesario haberlo visto para poder penetrar en la vida intelectual de Marx en su faceta más íntima. Estaba situado en el primer piso, y la amplia ventana que confería tanta luminosidad al cuarto daba al parque. A ambos lados de la chimenea, y frente a la ventana, las paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de libros, y cargadas hasta el techo de manuscritos y paquetes de periódicos. Frente a la chimenea, y a un lado de la ventana, había dos mesas cubiertas de papeles, libros y diarios. En el centro de la habitación, donde la luz era más favorable, estaba la pequeña y sencilla mesa de trabajo (tres pies de largo por dos pies de ancho) y el sillón de madera (...)

Marx no permitía que nadie ordenara, o más bien desordenara, sus libros y papeles. Por otra parte, el desorden reinante sólo era aparente: todo se encontraba en el sitio preciso que él deseaba, y sin tener que buscar, siempre cogía el libro o cuaderno que en aquel momento necesitaba. Incluso en medio de una conversación se interrumpía a menudo para demostrar con ayuda de un libro alguna cita o cifra que acababa de utilizar. Formaba una unidad con su gabinete de trabajo, cuyos libros y papeles le obedecían como sus propios miembros (...)

Descansaba yendo de un lado a otro en su gabinete; desde la puerta hasta la ventana la alfombra mostraba una franja completamente gastada, tan claramente delimitada como un sendero en un prado. De vez en cuando se tendía en el sofá para leer alguna novela; en ocasiones leía dos o tres al mismo tiempo (...)

Marx leía todas las lenguas europeas y escribía tres: alemán, francés e inglés, para admiración de todos quienes conocían tales idiomas (...) Poseía un enorme talento para las lenguas, que heredaron también sus hijas. Contaba ya cincuenta años cuando se decidió a aprender también el ruso, y a pesar de que esa lengua no guarda relación etimológica próxima con ninguna de las lenguas antiguas y modernas que él conocía, al cabo de seis meses ya lo dominaba hasta el extremo de poder recrearse en la lectura de los poetas y novelistas rusos que más apreciaba: Pushkin, Gógol y Schedrín. La razón por la cual aprendió ruso era poder leer los documentos de las investigaciones oficiales, que el gobierno mantenía en secreto debido a sus terribles revelaciones; unos amigos devotos los habían conseguido para Marx, que a buen seguro es el único economista político de toda Europa Occidental que los conoce (...)

La biblioteca de Marx, que contenía más de mil volúmenes reunidos cuidadosamente en el curso de su larga vida de investigaciones, no le bastaba. Así, durante años fue un asiduo visitante del Museo Británico, cuyo catálogo apreciaba en mucho. Incluso sus enemigos se han visto obligados a reconocer su vasto y profundo saber, que no sólo poseía en su propio campo, la economía política, sino también en los campos de la historia, la filosofía y la literatura de todos los países (...)

El cerebro de Marx estaba repleto de una increíble cantidad de hechos históricos y científicos y de teorías filosóficas, y era capaz de hacer un uso apropiado de todos esos conocimientos y observaciones reunidos en largos trabajos intelectuales. Uno podía preguntarle en cualquier momento y sobre cualquier tema, y en todo momento daba la respuesta más completa que se pudiera desear, acompañada siempre de reflexiones filosóficas de carácter general. Su cerebro se parecía a un buque de guerra anclado en el puerto y con las máquinas a pleno vapor, dispuesto en todo momento a zarpar en cualquier dirección del pensamiento. *El Capital* nos revela a buen seguro un intelecto de sorprendente fuerza y altos conocimientos, pero ni para mí

ni para ninguno de quienes conocíamos de cerca a Marx, *El Capital* u otra obra suya reflejaba toda la magnitud de su genio y saber. Estaba muy por encima de sus obras (...)

Pasaba horas enteras jugando con sus hijas, que todavía hoy recuerdan las batallas navales y el incendio de flotas enteras de barquitos de papel que Marx fabricaba para ellas, colocándolos luego en una enorme tinaja llena de agua y entregándolas a las llamas, para diversión general de las chiquillas. Los domingos, sus hijas no le permitían que trabajara; ese día les pertenecía. Cuando hacía buen tiempo, toda la familia hacía largas excursiones por el campo, parando en sencillas fondas para refrescarse con cerveza de jengibre y comer pan con queso. Cuando sus hijas todavía eran pequeñas, les alegraba el camino contándoles cuentos fantásticos de hadas que parecían no querer acabar nunca, y que iba inventando a medida que caminaban y cuyos enredos iba complicando y aumentando según la longitud del camino, de modo que el interés de la narración hiciera olvidar a las chiquillas su cansancio (...)

Marx estaba orgulloso de Engels. Me enumeraba con satisfacción todos los méritos morales e intelectuales de su amigo; incluso viajó conmigo expresamente a Manchester para presentármelo. Admiraba la extraordinaria diversidad de sus conocimientos científicos, y se preocupaba por los menores acontecimientos que pudieran afectarle.

### Paul Lafargue

El Moro escribió al padre de Paul, que vivía en Burdeos, y éste le tranquilizó diciéndole que la familia contaba con recursos, entre los que se encontraban plantaciones de café en Cuba, y que podían ofrecer a la joven pareja una renta para que pudieran vivir holgadamente. El padre de Paul también aprovechó para pedir mi mano. Nos casamos en 1868, nos instalamos en Burdeos, con frecuentes viajes a España para participar en la organización de la sección española de la Internacional. Allí conocimos a destacados socialistas de ese país, como Pablo Iglesias, José Mesa y

Anselmo Lorenzo, quien se hizo muy amigo de mi marido y llegó a conocer a mi padre durante un viaje que hizo a Londres.



Paul Lafargue

#### Testimonio de Anselmo Lorenzo sobre Karl Marx

Al cabo de poco rato paramos delante de una casa, llamó el cochero y se me presentó un anciano que, encuadrado en el marco de la puerta, recibiendo de frente la luz de un candil, parecía la figura venerable de un patriarca producida por la inspiración de un eminente artista. Me acerqué con timidez y respeto, anunciándome como delegado de la Federación Regional Española de la Internacional, y aquel hombre me estrechó entre sus brazos, me besó la frente, me dirigió palabras afectuosas en español y me hizo entrar en su casa. Era Karl Marx.

Su familia ya se había recogido, y él mismo, con amabilidad exquisita, me sirvió un apetitoso refrigerio; al final tomamos té y hablamos extensamente sobre ideas revolucionarias, sobre la propaganda y sobre la organización, y se mostró satisfecho de los trabajos realizados en España, al valorar el resumen que le hice de la memoria de que era portador para presentarla a la conferencia. Agotado el tema, o más bien deseando dar expansión a una inclinación especial, mi respetable interlocutor me habló de literatura

española, que conocía detallada y profundamente, causándome asombro todo lo que dijo de nuestro teatro antiguo cuya historia, vicisitudes y progresos dominaba perfectamente. Calderón, Lope de Vega, Tirso y demás grandes maestros, no ya del teatro español, sino del teatro europeo, según juicio suyo, fueron analizados en conciso y a mi parecer justo resumen. En presencia de aquel gran hombre, ante las manifestaciones de aquella inteligencia, me sentía anonadado, y a pesar del inmenso gozo que experimentaba hubiera preferido hallarme tranquilo en mi casa, donde, si bien no me asaltarían sensaciones tan diversas, nada me reprocharía no hallarme en armonía con la situación ni con las personas.

No obstante, haciendo un esfuerzo casi heroico para no dar triste idea de mi ignorancia, suscité la semejanza que suele hacerse entre Shakespeare y Calderón y evoqué el recuerdo de Cervantes. De todo ello habló Marx como consumado experto, dedicando frases de admiración al ingenioso hidalgo manchego.

He de advertir que la conversación fue sostenida en español, que Marx hablaba regularmente, con buena sintaxis, como sucede a muchos extranjeros ilustrados, aunque con una pronunciación defectuosa, debido en parte a la dureza de nuestras letras "c", "j" y "r".

Anselmo Lorenzo - Septiembre de 1871

-----

También viajábamos a Londres para visitar a mis padres. En 1871 tuvo lugar el apasionante episodio —con terrible final— de la *Commune de Paris*. Paul participó activamente, por lo que tras su caída y la consecuente represión contra los comuneros, tuvimos que trasladarnos a España, donde pasamos un par de años. En 1873 nos fuimos a Londres, donde Paul quiso dedicarse a la litografía, pero el negocio le salió mal y el General tuvo que ayudarnos. He tenido tres hijos, pero todos murieron a muy temprana edad, a pesar de los cuidados de Paul. Precisamente fue eso

lo que terminó de convencerle de que debía abandonar la medicina, que siempre había ejercido a regañadientes. Tras la amnistía aprobada en Francia, volvimos allí y nos establecimos, pero seguimos dependiendo del bueno de Engels, que parece que nació para dedicar su vida a ayudar a la familia Marx. La verdad es que no sé qué habría sido de la familia sin él. Habríamos perecido en la más absoluta miseria, así que espero que la posteridad le reconozca este mérito, aparte de su labor como organizador y, por supuesto, como autor de artículos y libros. Paul colaboró en la organización del partido socialista francés, con algunos sobresaltos en forma de acoso policial, aunque ha tenido el honor de ser el primer socialista en entrar al Parlamento. Fuimos sobreviviendo, a veces bien, a veces mal, hasta que murió el General, quien nos legó parte de sus posesiones, tras lo cual compramos nuestra propia casa y hemos tenido de sobra para vivir hasta ahora.



Laura Lafargue-Marx

Paul también ha contribuido al movimiento socialista con muchos artículos y algunos libros. El que más éxito ha tenido ha sido *El derecho a la pereza*, que no gustó demasiado a mi padre, cuando pudo leerlo en sus últimos meses de vida, ya muerta mi madre y en un momento en que nada le hacía ilusión ni parecía alegrarle. Al fin y al cabo, el Moro decía en su juventud que el trabajo forma parte de la esencia del

hombre, así que poca gracia podía hacerle que su yerno dijera que el trabajo es una desgracia.

Paul Lafargue, El derecho a la pereza

En la sociedad capitalista, el trabajo es la causa de toda degeneración intelectual, de toda deformación orgánica (...)

El proletariado, la gran clase de los productores de todos los países, la clase que, emancipándose, emancipará a la humanidad del trabajo servil y hará del animal humano un ser libre; también el proletariado, traicionando sus instintos e ignorando su misión histórica, se ha dejado pervertir por el dogma del trabajo. Duro y terrible ha sido su castigo. Todas las miserias individuales y sociales son el fruto de su pasión por el trabajo (...)

Nuestro siglo —dicen— es el siglo del trabajo. En efecto, es el siglo del dolor, de la miseria y de la corrupción. Y, sin embargo, los filósofos y economistas burgueses, desde el penosamente confuso Augusto Comte hasta el ridículamente claro Leroy-Beaulieu, los literatos burgueses, desde el charlatanamente romántico Víctor Hugo hasta el ingenuamente grotesco Paul de Kock, todos han entonado horribles cánticos en honor del dios Progreso, el hijo primogénito del Trabajo.

Trabajad, trabajad, proletarios, para aumentar la fortuna social y vuestras miserias individuales; trabajad, trabajad para que, haciéndoos cada vez más pobres, tengáis más razón de trabajar y de ser miserables. Así es la ley implacable de la producción capitalista.

Los proletarios, prestando atención a las falaces palabras de los economistas, se han entregado en cuerpo y alma al vicio del trabajo, contribuyendo con esto a precipitar la sociedad entera en esas crisis industriales de sobreproducción que trastornan el organismo social. Dado que hay abundancia de mercancías y escasez de compradores, se cierran las fábricas, y el hambre azota a las poblaciones obreras con su látigo de mil correas (...)

Para que llegue a la conciencia de su fuerza es necesario que el proletariado pisotee los prejuicios de la moral "cristiana", económica y librepensadora; es necesario que vuelva a sus instintos naturales, que proclame los derechos a la pereza, mil y mil veces más nobles y más sagrados que los ridículos derechos del hombre, concebidos por los abogados metafísicos de la revolución burguesa; que se obligue a no trabajar más de tres horas diarias, holgazaneando y gozando el resto del día y de la noche.

Y así ha sido nuestra vida, que hemos dedicado a lo que nos ha gustado y en la que nunca hemos ejercido ningún empleo, excepción hecha de los artículos que Paul ha escrito para diversas publicaciones. Llevamos muchos años viviendo tranquilamente en nuestra casa de Draveil, que compramos con la herencia del General. Nos han visitado cientos de amigos, especialmente miembros de partidos socialistas de todo el mundo. El año pasado, por ejemplo, estuvieron aquí los rusos Vladímir Lenin y Nadeshda Krúpskaya, que llegaron en bicicleta. Tomaron el té con nosotros; Paul habló con él sobre filosofía y yo paseé con ella por el jardín.

En este momento, Paul con sesenta y nueve años y yo con sesenta y seis, habiendo agotado las rentas que nos quedaban de lo que nos legó Engels y de la herencia de los padres de Paul, sin hijos —ya que todos murieron en la primera niñez— y sintiendo cómo nuestros cuerpos van envejeciendo y sufriendo cada vez más enfermedades, ha llegado el momento de la liberación final. ¿Qué sentido tiene la vida cuando ya no hay nada por lo que vivir, cuando la vejez impone su ley? Mi hermana Eleonor se suicidó por desesperación, en un arrebato, por dolor ante las traiciones procedentes de Aveling. Sin embargo, Paul y yo vamos a acabar con nuestras vidas con toda la placidez del mundo, después de una larga deliberación y habiéndolo pensado mucho. El cianuro será el veneno liberador, pero, para evitar la más mínima agonía —que sin duda sufrió mi hermana durante unos minutos—, nos inyectaremos la sustancia en lugar de beberla, para que la muerte sea más rápida. Me contaron que un fuerte aroma a almendras amargas impregnaba el aire de la habitación en que mi hermana se suicidó. Imagino que quien nos descubra muertos mañana percibirá el mismo olor.

-----

Y cumplieron con lo proyectado. Paul y Laura no estaban enfermos, con la salvedad de los achaques propios de la edad, si bien tampoco eran unos ancianos. El 26 de noviembre de 1911, el jardinero de la casa encontró a los dos sin vida,

completamente vestidos, sentados en sendos sillones de un dormitorio. Sobre una mesa había una nota.

Sano de cuerpo y de mente, pongo fin a mis días antes de que la penosa vejez, que me ha quitado los placeres y alegrías uno tras otro, y que me ha quitado mi fuerza física y mental, pueda paralizar mi energía y acabar con mi fuerza de voluntad convirtiéndome en una carga para mí mismo y para los demás. Durante algunos años me había prometido no vivir más allá de los setenta años de edad, y fijé el año exacto de mi despedida de la vida. Preparé el método para la ejecución de nuestro deseo, una inyección hipodérmica de cianuro. Muero con la gran alegría de saber que, en algún momento futuro, triunfará la causa a la cual he dedicado cuarenta y cinco años. ¡Larga vida al comunismo! ¡Larga vida a la Segunda Internacional! Paul Lafargue

Dejaron poco dinero a su muerte: lo justo para pagar el funeral y algo para el jardinero. Parece evidente, por tanto, que se les había acabado el que tenían y que preferían no vivir pasando penurias. Lafargue fue toda su vida un hedonista, y en la vejez no iba a ser distinto; su mujer, Laura, le apoyó en su decisión final.

La lluviosa tarde del domingo 3 de diciembre, los cuerpos de Paul y Laura fueron incinerados en el cementerio de Pere-Lachaise. Una gran multitud acudió al funeral. Entre los asistentes había destacados representantes de partidos socialistas: Jaures por el francés, Kautsky por el alemán y Lenin por el ruso, entre ellos. Algunos ofrecieron discursos. Lenin, fuertemente impresionado por el acontecimiento, afirmó que si un socialista ya no puede hacer nada por la causa, puede afrontar la muerte y poner fin a la vida.

Discurso de Lenin en el funeral por Laura Marx y Paul Lafargue

Camaradas, tomo la palabra para expresar, en nombre del Partido

Socialdemócrata Ruso, nuestro profundo dolor por la muerte de Paul

y Laura Lafargue (...) Para los obreros socialdemócratas rusos Lafargue era un vínculo entre dos épocas: la época en que la juventud revolucionaria de Francia y los obreros franceses se lanzaban, en nombre de las ideas republicanas, al asalto contra el Imperio, y la época en que el proletariado francés, bajo la dirección de los marxistas, ha desplegado la consiguiente lucha de clases contra todo el régimen burgués, preparándose para la guerra final contra la burguesía, por el socialismo.

Los socialdemócratas rusos, que sufrimos toda la represión de un absolutismo impregnado de barbarie asiática, y que hemos tenido la dicha de conocer en forma directa, por las obras de Lafargue y de sus amigos, la experiencia revolucionaria y el pensamiento revolucionario de los obreros europeos, vemos hoy con particular claridad lo rápidamente que se aproxima la época del triunfo de la causa a cuya defensa consagró su vida Lafargue (...) En Europa se multiplican los síntomas de que se aproxima el fin de la época de dominación del llamado parlamentarismo burgués pacífico, para dar paso a una época de batallas revolucionarias del proletariado organizado y educado en el espíritu de las ideas del marxismo, y que ha de derrocar el dominio de la burguesía e implantar el régimen comunista.

Otros, en cambio, se sintieron molestos y ofendidos porque la pareja hubiera tomado esa determinación. Por ejemplo, un artículo publicado en el periódico *Le Populaire*, decía:

¿Tenía derecho a traicionarnos y abandonarnos? ¿Tenía derecho a no creer en nosotros? No creyó que los camaradas no le dejarían ser un indigente, no creyó que tendríamos recursos suficientes para ofrecerle una vejez despreocupada. No entendía lo que su presencia y la de la única hija superviviente de Marx significaba para el partido.

Algunos socialistas españoles también les rindieron tributo en forma de artículos.

La muerte de Paul Lafargue y Laura Marx, de Juan José Morato Publicado en La Palabra Libre, 1911

¿Qué catástrofe, qué dolor pudo determinar al socialista francés Pablo Lafargue a quitarse la vida? Una enfermedad —dice el telégrafo—. Y no formulamos igual pregunta respecto de su esposa, Laura Marx, porque el gran pensador hizo de sus hijas seres afectuosos, de tanto corazón, de tan sensible y exquisita delicadeza, que no podrían sobrevivir a un desengaño tremendo ni a la pérdida del compañero que eligieran de por vida.

Hace años, Eleanor Marx, la gentil muchacha que hacía recitar a Anselmo Lorenzo los versos de Calderón para apreciar de labios castellanos las bellezas eufónicas de la poesía, se envenenaba con ácido prúsico, y este trágico suceso conmovía al mundo del socialismo internacional. Bien acomodada por su esposo Aveling; enriquecida por el legado paternal de Engels; alegre, risueña, sana de cuerpo y de espíritu, nadie adivinaba los móviles siniestros de la trágica resolución.

Liebcknecht hizo saber que el culpable de tal desgracia era Aveling, que faltó a la fidelidad jurada a su compañera.

Ahora parece que los padecimientos físicos determinaron a Pablo Lafargue a concluir con ellos y con su vida; Laura Marx le ha seguido.

Lafargue nació en Santiago de Cuba, de familia rica; estudió mucho y se hizo médico. La Comuna de París lo arrastró al socialismo, y la caída de aquélla lo trajo emigrado a España, donde ingresó en la Internacional. Fue decisiva su presencia entre nosotros (...)

En España, Lafargue fue delegado al Congreso de la Internacional celebrado en Zaragoza, y, si no mienten nuestros informes, suyo es, en su mayor parte, el portentoso dictamen acerca de la propiedad que aprobó el Congreso.

De España se trasladó a Londres, donde se unió a Laura Marx, y volvió a Francia en 1878, cuando se promulgó la amnistía para los condenados o los

comprometidos en los sucesos de la Comuna. Y allí trabajó en la fundación del partido obrero francés, juntamente con Guesde y Deville, y colaboró en el programa del histórico Congreso de Marsella, y después trabajó asiduamente en *L'Egalité*.

En *L'Egalité* principalmente publicó sus paradójicos trabajos, llenos de erudición, desconcertantes y siempre graciosísimos, "Pío IX en el Paraíso", "El derecho a la pereza", "La religión del capital", y muchos más que merecieron ser traducidos a todos los idiomas cultos y que andan impresos en español (...)

Fue diputado por Lille, y quiso repudiársele por haber nacido en Cuba; demostró que era francés, y tuvo asiento en el Parlamento, pronunciando discursos dignos hermanos de sus humorísticos escritos.

Conocía bien el castellano y era entusiasta de nuestra literatura, como Marx y como Engels, y en sus trabajos no faltan citas de autores castellanos, sobre todo el Romancero.

Laura Marx, su esposa, también deja huellas de su vida en la literatura socialista. Tradujo del alemán al francés el *Manifiesto comunista*, una bella traducción llena de primores literarios, por lo que resulta un poco apartada de la fidelidad. Esta traducción es la que sirvió para realizar la española.

Los dos esposos trabajaron mucho y bien por el proletariado militante. Éste recordará siempre sus nombres, y se sentirá conmovido por esta romántica desaparición de dos seres a los que unía inextinguible cariño.

A la memoria de Paul Lafargue y Laura Marx, por Anselmo Lorenzo Publicado en La Palabra Libre, 1911

El doble, original y, digan lo que quieran los rutinarios, hasta simpático suicidio de Paul Lafargue y Laura Marx, que supieron y pudieron vivir unidos y amantes hasta la muerte en la ancianidad, ha suscitado mis recuerdos, aquellos recuerdos juveniles que representan la vivacidad y alegría de la plenitud de la vida, tristemente comparados con la actualidad.

Conocí al matrimonio suicida en Madrid en 1872. Él, de inteligencia poderosa y varonil, y afabilidad femenina; ella soberanamente hermosa, infundía respeto y admiración, tanto por su belleza como por su aspecto de amable superioridad. Encargado por el Consejo federal de la Federación española de la Internacional de redactar un dictamen sobre la propiedad, para ser presentado al Congreso regional de Zaragoza, fui a casa de Lafargue muchas veces para consultarle, y con su conversación y amable trato aprendí más que con todas mis lecturas anteriores y muchas de las posteriores. Diría que mi personalidad se formó allí y entonces, siendo lo que soy, y valga lo que valga, formado por aquel filósofo revolucionario. Lafargue fue mi maestro. Su recuerdo es para mí casi tan estimable como el de Fanelli. Se ha dicho de mí que soy pesado, que soy el dómine de la lección única, algo así como la destemplada caja de música, que sólo produce una sonata. Quizá sea verdad; yo no lo sé; pero si fuera cierto, se debería a que aquel concepto de la propiedad, tan magistralmente expuesto, me pareció de tanta importancia, y vi después tanta inclinación a desviar el proletariado de la vía emancipadora, que me impuse, como objetivo de mi vida, la protesta contra aquellos de quienes el código presume que son autores de todas las obras, siembras y plantaciones, y el señalamiento de todo conato de desviación. ¡Ojalá hubiera producido el mismo efecto que a mí la amistad de Lafargue a Pablo Iglesias y a Paco Mora! Quizá no andaría el proletariado español tan dividido en anarquistas, socialistas y masa neutra.

Porque en Lafargue había dos aspectos diferentes que le hacían aparecer en constante contradicción: afiliado al socialismo, era anarquista comunista por íntima convicción, pero enemigo de Bakunin por sugestión de Marx, procuró dañar al anarquismo. Debido a esa manera de ser, producía diferente efecto en quienes con él se relacionaban, según el carácter propio de cada individuo; los sencillos se confortaban; pero los tocados por pasiones deprimentes trocaban la amistad en odio, produciendo cuestiones

personales, escisiones, y creaban organismos que, por vicio de origen, darán siempre fruto amargo.

Pasó aquella época; no volví a ver a Lafargue ni con él tuve correspondencia, y quizá nada hubiera escrito sobro este triste asunto, si a ello no me hubiera inducido la mención del citado dictamen, hecha por mi amigo Morato, el simpático redactor obrero del *Heraldo de Madrid*. En efecto, de aquel dictamen fue Lafargue el autor principal, el que aportó la mayor parte de las ideas, correspondiéndome la parte menor y la forma, porque Lafargue, aunque hablaba español, no dominaba el idioma para poder escribirlo (...)

Me complazco en unir este recuerdo a las honras tributadas por los trabajadores de París a Paul Lafargue y a Laura Marx, ante el horno crematorio del Pere Lachaise.

Mi abuelo, Freddy Demuth, nunca llegó a saber de quién era hijo, pero dudo que aceptara la historia de que nació fruto de una relación de Friedrich Engels con Helene Demuth, la criada de los Marx. Esa incertidumbre le acompañó toda su vida, le indujo a ser retraído, y su naturaleza tímida y su escasa formación le impidieron investigar más al respecto.

Yo supe la historia porque me la relató mi padre, Harry Demuth, quien a su vez la conoció de labios de la señora Louise Freyberger, testigo directo de los hechos, presente en el momento en que Engels lo confesó todo; después he investigado un poco por mi cuenta. Ella consideró que era mejor que mi abuelo nunca conociera su paternidad, y por eso nunca se lo contó, pero sí quiso que mi padre la conociera, una vez muerto Freddy. Además de ella, mi padre y yo, han conocido el secreto su marido —el doctor Ludwig Freyberger—, Samuel Moore, Karl Pfänder, August Bebel y Friedrich Lessner. También lo supo Eleanor Marx, quien se lo contó a Edward Aveling y a su hermana Laura. Dado que tanto Eleanor como Aveling murieron hace mucho tiempo —en 1898—, que Laura y su marido se suicidaron en 1911, que éstos no se lo confiaron a nadie más, y que todos prometieron no decir nada, pocas personas han sabido el secreto más oculto y terrible de Karl Marx. Lamentablemente para la posteridad y para los historiadores, la correspondencia de Marx, su mujer, sus hijas y Engels fue cribada en varias ocasiones para evitar dejar testimonios excesivamente comprometedores. Después de morir Marx, Engels se hizo cargo de esta tarea, y después de morir éste Eleanor y Laura tomaron el relevo censor. Un claro ejemplo de ello es que Marx y Engels se escribían casi a diario, y sin embargo hay un hueco en la correspondencia de las dos semanas posteriores al nacimiento de Freddy. Parece que alguien no quiso que se supiera de qué hablaron los protagonistas de los acontecimientos.

Posiblemente algún día se sepa gracias a algún documento que lo revele, pero confío en que se difunda cuando se haga público este escrito que estoy redactando ahora, suponiendo que la gente me crea. No soy socialista ni comunista; tampoco tengo nada

en contra de ellos ni quiero dar argumentos a sus enemigos, pero sí deseo que se conozca la verdad. Marx tuvo un hijo ilegítimo y la historia debe saberlo.

-----

Mi abuelo Freddy, aun sin formación académica, llegó a tener un buen empleo gracias a que era un trabajador muy aplicado; de hecho, fue admitido en la Sociedad de Trabajadores Especializados. Trabajaba como ajustador y tornero, y gracias a su posición tenía derecho a subsidio de desempleo y por enfermedad y a pensión de jubilación. Se casó en 1873 con Ellen Murphy, en la parroquia de St. George, en Hanover Square y vivieron algún tiempo en Whitehorse Street, Piccadilly. Su hijo, Harry —mi padre—, nació en 1882. Poco después ocurrió el episodio más duro de su vida: su mujer le abandonó por un soldado. Además, se llevó una cantidad considerable de dinero que guardaba, perteneciente a un fondo común de los empleados de la fábrica.

Posteriormente vivió, junto con su hijo (mi padre), durante mucho tiempo, en la Avenida Grandsden, una pequeña callejuela llena de viviendas para obreros, en el número 25, donde compartían casa con la familia Clayton, formada por Henry, su mujer y sus tres hijos. Henry Clayton y mi abuelo eran muy buenos amigos: tenían el mismo trabajo, las mismas aficiones y los dos eran socialistas, si bien no del ala revolucionaria, sino reformista. De hecho, mi abuelo colaboró en la organización de una sección del Partido Laborista.

Freddy era pequeño, tranquilo y con buen porte, y llevaba mostacho. Era callado y de buenos modales, algo distante. Era bondadoso y ayudaba a todo el que lo necesitaba. Vestía muy bien y destacaba entre los demás obreros por su aspecto. Su forma de hablar era correcta, con una voz clara, aunque un poco aguda. No había recibido educación formal, pero le gustaba instruirse y su estilo de redacción no era del todo malo. Transcribo a continuación la única carta que se conserva de él.

De: Freddy Demuth

Mi querida Laura. Hace tanto tiempo que no sé nada sobre ti que me tomo de nuevo la libertad de escribirte, lo cual debí haber hecho antes, pero deseaba escribirte noticias mejores sobre mí y sobre mi hijo y su familia, y me complace decir que puedo hacerlo yo por mí mismo. Te alegrará saber que estoy bien de salud.

Alrededor de 1905, los Clayton se mudaron a Rushmore Road y mi abuelo alquiló un apartamento en los sótanos de Dunlace Road. En 1914 cambió de trabajo, y aunque tenía cincuenta y tres años, para que le admitieran mintió sobre su edad y dijo que tenía cuarenta y cinco. También en ese nuevo trabajo destacó enseguida, los aprendices le consultaban los problemas y cobraba algo más que los demás mecánicos. Ahorraba todo el dinero que podía, e incluso llegó a invertir algo.

En 1919 se mudó a otra casa, en la calle Reighton Road. Le habían subido el sueldo y quería una vivienda consecuente con su mejor posición social. En 1924 se jubiló y comenzó a recibir dos pensiones, correspondientes a los dos empleos que había ejercido. Le habría gustado no jubilarse, pero por su edad ya no era capaz de trabajar correctamente.

Por aquel tiempo, mi abuelo era ya un anciano que vivía con su ama de llaves, la señora Laura Ann Payne. En 1926, buscando más comodidad, se trasladó a la calle Stoke Newington Common, a una típica casa de clase media, con tres pisos. Allí murió el 28 de enero de 1929, de fallo cardíaco.

Tres días después incineraron el cadáver en el crematorio de Golders Green y esparcieron las cenizas por el jardín. En el testamento dejó la décima parte a un amigo, un tal Jimmy Hill, la cuarta parte a su ama de llaves, y el resto a su hijo, es decir, a Harry Demuth, mi padre. Toda la herencia ascendía a mil novecientas setenta y una libras, una cantidad muy elevada para esos años y para un obrero, lo que podríamos llamar una pequeña fortuna. Gracias a ella, mi padre y yo hemos podido

vivir desahogadamente, y ni él ni yo hemos tenido que trabajar más de lo estrictamente necesario.

Mi abuelo nunca se interesó excesivamente por la teoría política, aunque sí por temas prácticos y sindicalistas. Nunca le interesaron las doctrinas marxistas, sino que se declaraba reformista. Que yo sepa, no leyó el *Manifiesto Comunista* ni *El Capital*, pero, a diferencia de su padre, Karl Marx, supo vivir de su trabajo y dar la importancia que merece al dinero ganado con esfuerzo.

-----

Para escribir lo que sigue a continuación he tenido que molestarme en investigar; espero que el resultado merezca la pena. La familia de Karl Marx tuvo descendientes, procedentes del matrimonio entre Jennychen y Charles Longuet. La pareja tuvo en 1873 un primer hijo, llamado Charles, que murió con menos de un año. El segundo, nacido en mayo de 1876, se llamaba Jean Laurent Frederick, y se le conoció como Johnny. Marx adoraba a este niño, su primer nieto. Johnny siguió los pasos de su padre y de su abuelo y se convirtió en uno de los líderes del Partido Socialista Francés. Murió en 1936, dejando dos hijos, Robert (nacido en 1899), que fue abogado, y Karl (nacido en 1904), que fue escultor.

El tercer hijo del matrimonio Longuet se llamó Henry, conocido como Harry. Nació en 1878. Era delicado de salud y retrasado mental. Murió en 1881. El cuarto hijo nació el 18 de agosto de 1879, se le puso el nombre de Edgar y se le conoció como Wolf. Se convirtió en médico y fue miembro del Partido Socialista Francés. En 1938 se afilió al Partido Comunista. Murió en 1950, con 71 años, dejando tres hijos y una hija, de nombres Charles (nacido en 1901), comerciante; Frederic (nacido en 1904), pintor; Jenny (1906-1939); y Paul (nacido en 1909), que fue agricultor en Madagascar.

En abril de 1881 nació el quinto hijo de Jennychen y Longuet, Marcel. No participó en política y murió en 1949. El 16 de septiembre de 1882 nació el sexto hijo, una niña, que murió en 1952. Tuvo un hijo, Charles Jean Longuet, que fue escultor y de

quien se sabe que vivió en París con su mujer Simone y sus dos hijas, Frederique y Anne.

Karl Marx siempre quiso tener un varón, pero sólo tres hijas superaron la niñez. Tuvo un varón que murió con ocho años, Edgar, y otro con apenas unos meses, Guido. Pero tuvo otro que sí llegó a adulto —mi abuelo, Freddy Demuth— y a quien nunca aceptó como hijo, sino que quiso esconderlo a los ojos de su tiempo y al registro de la posteridad. Si le hubiera reconocido, su apellido se habría perpetuado; sin embargo, después del suicidio de Laura, desapareció el apellido Marx. Mi padre, Harry, hijo de Freddy, tuvo ocho hijos. Yo soy uno de ellos, y me llamo David Demuth, no David Marx. Lo que acabo de relatar —ahora que he llegado a la vejez y quiero dejar constancia de mis recuerdos—, junto a las memorias de Eleanor y Laura, ya forma parte de la historia, la historia de las hijas y el bastardo de Karl Marx.

Londres, enero de 1975



Freddy Demuth, el hijo ilegítimo de Karl Marx

## Bibliografía:

- Blumenberg, Werner, *Marx*. Editorial Salvat.
- Buultjens, Ralph, *The Secret of Karl Marx*. Express Books.
- Durand, Pierre, La vida amorosa de Marx. Libros Dogal.
- Enzensberger, Hans, Conversaciones con Marx y Engels. Editorial Anagrama.
- Evans, Faith (editor), The Daughters of Karl Marx. Penguin Books.
- Giroud, Françoise, Jenny Marx o la mujer del diablo. Editorial Planeta.
- Hunt, Tristam, *El gentleman comunista*. Editorial Anagrama.
- Kapp, Yvonne, *Eleanor Marx* (dos volúmenes). Pantheon Books, New York.
- *Marxists Internet Archive* (http://www.marxists.org).
- Padover, Saul, *Marx: An Intimate Biography*. Mass Market Paperback.
- Payne, Robert, *El desconocido Karl Marx*. Editorial Bruguera.
- Payne, Robert, *Marx*, *su vida y su leyenda*. Editorial Bruguera.
- Peters, H. F., *Red Jenny A life with Karl Marx*. Allen & Unwin.
- Rubel, Maximilien, *Crónica de Marx*. Editorial Anagrama.
- Silveira, Maria José, *Eleanor Marx, hija de Karl*. Txalaparta.
- Tsuzuki, Chushichi, *Eleanor Marx A Socialist Tragedy*. Clarendon Press.
- Wheen, Francis, *Karl Marx*. Editorial Debate.